

REMOTE STORAGE





# BIBLIOTECA DE AUTORES MEJICANOS

# MANUEL M. FLORES

<sup>2789-39. —</sup> Veracruz Méjico, imprenta de Ramón Laíne.

# PASIONARIAS

POESÍAS



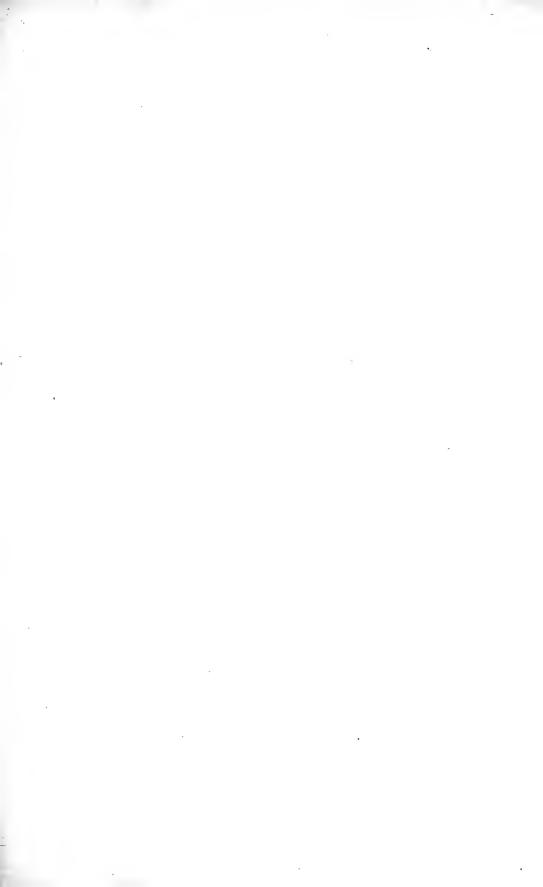

# PRÓLOGO REMOTE STORAGE

Corrian los años de 1857 y 1858, entre las porfiada luchas del partido liberal y del partido reaccionario, que ensangrentaban la República, y apenas dejaban tiempo par pensar en otra cosa que no fuese la política ó la guerra

Yo estudiaba entonces Derecho en el Colegio Naciona de San Juan de Letrán, y comenzaba mis ensayos en e

periodismo.

En el primero de estos años tempestuosos, dividía, pues mi atención entre las contradicciones del Digesto, que n producían sino un diluvio de sutilezas en la Cátedra, y la disputas irritantes de la política, que traían ajitados liberales y conservadores y provocaban la más sangrient de nuestras guerras civiles.

Por más que yo fuese un escritor joven y bisoño e aquella época, y á tal punto desconocido, que ni siquier

Constitución y para aplaudir los elocuentes discursos de Ocampo, de Ramírez, de Zarco y de Arriaga, y para tomar nota de los esfuerzos que hacían el ministro Lafragua y la pandilla de falsos liberales contra las libertades humanas y políticas.

Pero dando tregua á estos alborotos, que duraban, á veces, semanas enteras, lo más común era consagrarnos á las conversaciones literarias, en las que salían á relucir todas las reputaciones poéticas contemporáneas y todos los conatos de bella literatura que se hacian lugar de cuando en cuando entre los ruidos pavorosos de la ma-

tanza y la destemplada grita de los partidos.

Esas sesiones no carecían de interés y hasta llegaban á tomar á veces el aspecto de una Cátedra ó de una Academia, cuando las presidía alguno de los veteranos de la Literatura ó de los campeones de la prensa militante, porque solian aparecerse por alli los amigos míos de quienes he hablado al principio. Marcos Arróniz, el apasionado cantor de HERMINIA, el excelente traductor del Don Juan, de Byron, que acababa de trocar su lira melodiosa por el sable reaccionario de Puebla, y que aprehendido después como conspirador, había sido encerrado en una prisión, donde, como el Tasso, había comenzado á perder el juicio. Él me pagaba las visitas hechas en su cárcel y asistía á nuestras reuniones melancólico y abatido, pero siempre hablando de poesía, con su sonrisa triste y su palabra fácil y elegante, que vibraba como si quisiese traducir la amarga pena que se revelaba en sus ojos profundos. ¡ Pobre Marcos! Poco tiempo después, pero en aquellos mismos días, se encontró su cadáver en el camino de Puebla, junto al Agua del Venerable, sin saberse cómo ni por qué estaba allí. Sospechóse un suicidio. Tal vez. Pero se dijo también que caminando Arróniz, solo, por aquellos bosques plagados entonces de bandidos, pudo más probablemente ser asesinado por éstos. Así murió uno de los más inspirados poetas de Méjico, el aristócrata entre ellos por su educación europea, por sus hábitos y aún por sus opiniones. Nosotros, revolucionarios y demócratas respetábamos siempre sus ideas, de que por otra parte se abstenía de hablar en presencia nuestra, y respetábamos todavía más su desgracia y su talento, nublado ya por la

zanos, como el tambien, manejana men las almas, pero al contrario de él, no amaba la Libertad, al menos la combatió sirviendo al dictador Santa-Anna contra el pueblo, y se expuso después á todos los peligros, peleando valerosamente en la batalla de Ocotlán al lado de la reacción. Fueron vanos los efuerzos de su gran amigo Zarco para atraerlo á nuestras filas. Estaba en la desgracia y rehusó, hasta que se trastornó su cerebro.; Pobre Marcos! Otro de los tertulianos era Florencio Maria del Castillo, que redactaba ya el Monitor republicano y era muy conogido por sus bellísimas y sentimentales novelas, arrojadas en medio de esta sociedad envuelta en vapores de sangre, como blancas flores de aroma suave y dulce. Florencio escribía entonces su Hermana de los Ángeles, y en su calidad de redactor de uno de los periódicos más avanzados del día, era un contendor exaltado; pero su fisonomía móvil y nerviosa se trasfiguraba hablando de literatura, su risa perdía el carácter burlón que la hacía temible disputando, tornábase benévola como siempre, y con el argot gracioso que acostumbraba, decía cosas encantadoras de novedad. José Rivera y Rio era el elemento de la contradicción literata, y con sus arranques pesimistas ó indignados, daba pábulo á la conversación. En eterna disputa con

Juan Mateos, que ya era abogado, pero que seguía te-

cordia, y dos años después, debian morir juntos y abrazados en el cadalso de Tacubaya.

Alguna vez, habiéndonos hecho amigos en las galerías del Congreso de Miguel Cruz Aedo, el ilustrado escritor y valiente soldado jalisciense, lo trajimos también á nuestro corrillo de Letrán, y mientras estuvo en Méjico, formó en nuestras filas y encontró en nosotros un auditorio entusiasta para sus artículos dignos de Camilo Desmoulins y sus discursos dignos de Saint-Just.

Aquel era el bello tiempo de los sueños de Libertad y de Poesía, de los propósitos generosos y de los juramentos revolucionarios que pronto iban á cumplirse, porque la guerra estaba allí para reclamar el cumplimiento de los

votos juveniles.

Nuestro circulo, mitad político y mitad literario, se ensanchaba cada vez más, admitiendo nuevos adeptos del mismo Coljeio de Letrán. Ya figuraban en él desde el principio, Alfredo Chavero, Emilio Velasco y Juan Doria; los dos primeros, laboriosísimos estudiantes; el tercero, reservado, pero vehemente liberal fronterizo que ya había tenido tres ó cuatro riñas á causa de las discusiones de la Constitución. Pronto vino á incorporársenos un joven á quien estaba resarvada una gran celebridad poética.

Había entrado á principios de aquel mismo año de 1857, á cursar Filosofía en Letrán, como interno, un joven de diez y seis años, moreno, pálido, de grandes ojos negros, de abundante cabellera ensortijada, y de aspecto triste y

enfermizo.

Paseábase en las horas de estudio con sus compañeros, en el corredor de los filósofos, pero sin llevar el libro abierto en las manos, como los demás, ni recitando su lección en voz alta, sino con el libro constantemente cerrado y debajo del brazo, taciturno, con los ojos clavados en el suelo y siempre sumerjido en hondas meditaciones. No estudiaba, nadie lo conocía, no buscaba amigos, no tomaba parte en los grupos charladores que se formaban en las horas de recreo, sino que durante ellas se encerraba en su cuarto y allí permanecía sentado indolentemente y siguiendo con mirada distraída las espirales de humo de su enorme pipa alemana. Decididamente aquel joven era un misántropo, tal vez un enamorado á quien

encerraban por fuerza en el colejio para apartarlo de aventuras amorosas, tal vez un neglijente ó un soñador, víctima de grandes pesares ó presa de recuerdos palpitantes todavía.

Los curiosos pronto lo asediaron. En el colejio est difícil que se mantenga por mucho tiempo un carácter envuelto en el misterio, y la juventud es eminentemente expansiva y confidente.

A pocos días se supo que el joven misántropo era nativo del Estado de Puebla, y que hacía versos, versos de amor,

melancólicos y apasionados.

Como era natural, esta noticia se comunicó inmediatamente á nuestro centro literario; el joven me fue presentado por sus amigos, y yo lo presenté á los mios, quienes lo recibieron con afecto fraternal, que se aumentó cuando le oyeron recitar con modestia, que llegaba hasta la timidez, sus enamoradas elejias.

Aquel poeta soñador y ardiente era Manuel Flores.

Desde entonces fuimos amigos; desde entonces comenzamos á gustar de esa poesía intensa y embriagadora que rebosan sus versos, como rebosan los aromas en las flores de los bosques tropicales. Había en esos cantos juveniles, suspiros apasionados y quejas audaces que nos causaban extrañeza. Eran los rumores vagos que anunciaban la erupción próxima de un volcán de amor y de poesía!

Marcos Aróniz acababa de morir. Este joven lo sustituía

al punto en la poesía elejiaca.

Como aquél, estaba devorado por ese malestar indefinible, por esas aspiraciones al ideal que no se alcanza, por esa ansia de amor insaciable y por esa melancolía ingénita que se llamó en Europa, en otro tiempo, el mal de Werther.

Pero Flores no tenía el espíritu nebuloso de Arróniz, que parecía perdido siempre entre las brumas del Norte y la filosofía escéptica de Byron. En los versos del joven poeta erótico, no se sentían aquellos dejos de amarga duda que producen la fiebre en Manfredo y el sarcasmo envenenado en los labios de Don Juan. No; en ellos corría la savia fecunda de la fe y del amor, á veces en la forma más sensual. Era la pasión despertándose poderosa y exijente en un corazón virjen. Los gemidos del desengaño vinie-

ron después, y del corazón de Flores puede decirse con Enrique Gil :

> ; Ay det corazón del niño Que se abrió sin vacilar, Sin reserva y sin aliño, Pidiendo al mundo cariño Y no lo pudo encontrar!

En Flores, la tristeza de entonces era el crepúsculo matinal de la vida; la tristeza de Arróniz era una sombre de la tarde. En aquél, presentimiento quizá de los dolores del alma; en el último, la hez acre de los desengaños.

Así comenzó Flores su existencia poética. Por lo demás, cuando no escribía ó conversaba con nosotros, volvía á encerrarse en su silencio y se paseaba meditabundo, de modo que podía describirse él mismo, como Víctor Hugo á los diez y seis años,

#### « Moi seize ans et l'air morose. »

Y sin embargo de su indolencia y de que parecía no estudiar á ninguna hora, se presentaba á examen y salía bien.

Pasó el año de 1857, y á fines de él estalló la guerra civil en la ciudad de Méjico, que se prolongó hasta Enero de 1858, en que la reacción triunfante quedó apoderada de la ciudad que había abandonado á sus garras Comonfort, por una serie de debilidades y de torpezas increíble.

Nuestro club, naturalmente, no volvió á reunirse, y trabajos tuvimos los estudiantes lateranos para sustraernos á la suspicacia de la policía. Todavía escribí yo, indignado, aquellos alejandrinos Los Bandidos de La Cruz, que eran muy malos, pero que en alas de la paslón de partido, volaron por toda la República, ajitada entonces por los dos bandos. Manuel Flores, Juan Doria y otros diez estudiantes les hicieron su primera edición en la memoria, edición que sirvió para imprimirlos. Todavía Florencio del Castillo vino á lcernos algunos folletos incendiarios, y Juan Diaz Covarrubias algunas estrofas que circulaban en los colejios: todavía Manuel Mateos y yo, escribimos una tarde, en los bordes de la fuente de Letrán, los atroces dísticos contra el Gobierno reaccionario; todavía nos vimos alguna vez reuni-

dos en algunos cuartos de la Escuela de medicina ó del Colejio de minería, que eran focos de conspiración en que mantenía el fuego revolucionario Francisco Prieto (hijo de Guillermo); Mariano Degollado (hijo de D. Santos); Ignacio Arriaga (hijo de Ponciano); Juan Díaz Covarrubias y Juan Mirafuentes.

Pero se acabaron las reuniones: Miguel Cruz Aedo había volado á Guadalajara, en donde él precisamente salvó á Juárez de ser asesinado por los militares amotinados en favor de la reacción; Florencio del Castillo había sido desterrado de Méjico por el Gobierno reaccionario; Manuel Mateos fué á unirse al ejército liberal; Juan Matteos y Rivera y Río se ocultaron ó fueron presos. Sólo quedamos los demás, conspirando, escribiendo hojas liberales que se imprimían por estudiantes en una imprenta clandestina, ó entreteniendo nuestra impacencia política con el estudio de la literatura.

Flores, Velasco, Chavero, Doria y yo pasábamos así el tiempo. Yo era entonces catedrático de Letrán y explicaba los clásicos latinos á Manuel Olaguibel, Juan Covantes, Diódoro Contreras, Manuel Lares, Manuel Ticó, V. Canalizo, Pedro Miranda, Emilio Monroy y otros, hoy abogados, médicos, diputados, jueces, y entonces muchachos de catorce años.

Entre aquellos clásicos había uno que no era de texto, pero que yo amaba y amo mucho todavía: Tíbulo, el tierno Tibulo, el juez de los versos de Horacio:

« Albi, nostrorum sermonum candide judex, »

cuyas elejias eran mi encanto. Entonces comenzaba yo la traducción de todas ellas, que ésta es la hora en que no concluyo todavía, pero que publicaré un día de estos, con gran sorpresa de los que me creen tardío.

Pues bien: leyendo y releyendo, saboreando y paladeando el suave y puro latín de este poeta del siglo de oro, como si paladeara una ánfora de Sécubo ó de Falerno, me sorprendí muchas veces de encontrar en las apasionadas elejías del cantor de Délia, la misma ternura, el mismo fuego, el mismo acento sensual que hacían tan atractivas las poesias de Flores. Y le comuniqué mi opinión sobre la extraña semejanza que encontraba entre su jenio poético y el del poeta romano.

Él se sonrió mortificado por la modestia. No conocía á Tíbulo. Era un Tíbulo americano, inconsciente de su semejanza con aquel autor de las penas amorosas. Era de la familia, sentía, amaba y cantaba como él, pero no conocía á su deudo de la antigua Roma.

Yo no sé si lo ha conocido después, pero supongo que no lo necesitaba. Tenía una organización igual, una alma poética y triste, un carácter taciturno y propio para errar meditando entre las selvas,

> « ..... tacitum silvas inter reptare salubres Curantem... »

mucha savia juvenil, un anhelo infinito de amar y ser amado, un corazón de fuego y muchas Delias en la sonrosada nube de su sueños.

Pero aquel estado de lúgubre sopor en qué vivíamos le fué insoportable al fin. El colejio era para él una cárcel, la falta de libertad política que se respiraba entonces liasta en la atmósfera lo asfixiaba; su alma joven y ardiente aleteaba en busca de espacio, de aire y de luz en aquella jaula, y al fin dejó el colejio en 1859 y se fué á vivir la vida del bohemio libre, sin obligaciones, sin recursos, pero sin inquietudes y sin trabas.

Á poco dos negros ojos andaluces, que fascinaban y embriagaban, fueron los primeros que como dos soles disiparon por completo el crepúsculo de aquella vida juvenil.

Y no volvimos á vernos por entonces. También nosotros todos fuimos dispersados por la borrasca política. Manuel Mateos y Juan Diaz Covarrubias habían sido asesinados en Tacubaya, el 11 de abril de 1859. La indignación, la furia se apoderó de todos sus amigos. Juan Doria partió para Nuevo-León, Emilio Velasco para Tamaulipas, yo me fui al Sur. Todos nos volvimos combatientes, ó salimos al menos de esta repugnante y abrumadora atmósfera de tiranía que pesaba sobre Méjico.

También Flores tuvo que salir pronto de ella; también él tomó parte en la política liberal, y tan pronto como se vió libre de los encantos de su Circe, fué á combatir en Puebla en la primera oportunidad. Defensor siempre de su patria y de sus ideas, con la pluma y con la acción, supo en la guerra de intervención cumplir con su deber como soldado, y a consecuencia de eso, no tardó en ser perseguido y preso en el castillo de Perote, por orden del general francés de Thun, comandante de Puebla. Permaneció encerrado en las mazmorras de la vieja fortaleza con su hermano Luis, por espacio de cinco meses, hasta que salió para ser confinado en Jalapa. Después ha tenido una suerte varia, pero ha seguido firme en sus opiniones democráticas, y por ellas ha merecido venir dos veces á ocupar una curul en la Cámara de diputados de la Unión, de la que hoy es diputado suplente, siendo propietario en la Legislatura de Morelos.

Pero ¡ay! ¡cuánto han cambiado los tiempos y cuánta tristeza causa recordar aquellos días de Letrán y aquel grupo querido á cuyo calor, como en un búcaro, nacieron

las primeras Pasionarias!

¡Las tormentas políticas, la guerra, los pesares, el soplo mismo de la vida, han arrebatado ya del mundo á más de la mitad de aquellos entusiastas jóvenes que se reunían en mi cuarto humilde de Letrán, soñando con la

fama, la poesia y la gloria!

Marcos Arróniz, suicida ó asesinado en 1837; Manuel Mateos y Juan Díaz Covarrubias, fusilados en Tacubaya en 1859; Florencio del Castillo, muerto del vómito en Ulúa, en donde lo habíar encerrado los franceses en 1863; Miguel Cruz Aedo, asesinado en Durango en el año de 1860; Juan Doria, el heróico batallador del Cimatario en 1867. muerto del corazón, en 1870, y Mirafuentes, muerto en el Gobierno del Estado de Méjico, en 1880. Sólo quedamos Juan Mateos, que ha llenado el teatro de piezas dramáticas, la prensa de novelas y poesías líricas y las cámaras con el acento de su voz de tribuno; Alfredo Chavero, que habiendo sido, como el anterior, poeta dromático y diputado, vive entregado á la Arqueología; Emilio Velasco, que es hoy ministro de Méjico en París; José Rivera y Río, que después de haber publicado poesías, novelas y libros de texto, se ha hecho ermitaño desengañado y triste, como el médico de H. Arnaud, y por ultimo, el que servía de lazo de unión de aquellos muchachos y que hoy escribe este largo prólogo para el Benjamín de aquella familia, que está vivo también, pero triste, abatido, casi ciego, sin esperanzas, abrumado por grandes dolores recientes que han despedazado su corazón, y que si arranca todavía sonidos dolorosos de su enlutada lira y canto, es sólo

« Perchè cantando il duol si disacerba »

como dijo el Petrarca:

### II. - SU OBRA.

Un joven escritor español de gran talento y de copiosa instrucción, D. Antonio Fernández Merino, ha juzgado ya á Manuel Flores como poeta, y nada puede escribirse mejor y más acertadamente después de lo que ha dicho en la Revista de Andalucía aquel excelente crítico.

Además, Flores ha sido seguramente uno de los poetas más leídos en Méjico; la juventud recita con entusiasmo sus versos; las damas los aprenden de memoria, privilegio que no conceden á nadie; la prensa mejicana los ha comentado siempre con agrado y tributándoles merecidas alabanzas; sobre ellos y sobre Flores ha recaído ya un fallo de la opinión, que es unánime, y por él, Flores es una de los privares poetas créticos de Méjico.

uno de los primeros poetas eróticos de Méjico.

Puesto es ese que aqui y en todas partes se alcanza va con suma dificultad; porque si el amor, ley del mundo, es tan vasto como él, y como él también tiene variados aspectos, la verdad es que su expresión puramente humana y poética, ha sido una fuente tan concurrida, que el manantial parece ya agotarse. Los poetas siguen cantando sus amores en todos los tonos y en todas las formas, y seguirán así, porque el amor seguirá inspirándo-los hasta que el enfriamiento del planeta haga desaparecer de su faz á la raza humana; pero lo difícil, lo raro es que logren decir algo nuevo después de lo que han dicho los poetas eróticos del Asia antigua, de la Grecia, de la Roma del siglo de oro, de la Roma de la decadencia, los trovadores de la Edad media, los imitadores del Renacimiento y los poetas eróticos modernos de todas partes.

Lo difícil y lo raro es conmover después de que ellos han conmovido, encontrar un resorte, un rincón del corazón humano, después de que ellos los han registrado y usado todos; hallar un grito, una nota, un suspiro que no hayan resonado ya en la lira, en el salterio, en la zampoña, en el arpa, en el laúd de los poetas de los tiempos pasados.

Es verdad que no se puede exijir siempre lo nuevo y que el nihil sub sole novum es más cierto en la poesía erótica que en otra cosa cualquiera; pero la novedad de la forma y de la expresión, la variedad de las lenguas, la diversidad de las razas, y la evolución del espíritu al través los tiempos y de los medios sociales, deben revestir, al menos, con ropaje nuevo, el sentimiento eterno que, como condición de existencia, ha ajatido siempre al hombre.

Y estas nuevas galas no consisten ciertamente en el juego pueril de la combinación métrica, ni en la extravagancia del título, ni en la exajeración hiperbólica de los sentimientos, ni en esas mil bagatelas con que los imitadores vulgares disfrazan su falta de originalidad.

Consisten en algo que sólo el talento es capaz de producir y que no alcanzan á obtener los rimadores vulgares. De modo que hasta para esta feliz renovación de la belleza creada por otros, se necesita del jenio propio, so pena de ser como el joyero que, en vez de dar mayor hermosura á una piedra labrada por un artista antiguo, la deforma y la apaga al engastarla en una alhaja moderna.

Asi, el que sabe crear ó trasladar felizmente la belleza poética de otros países y de otras edades es una *rara avis* en el mundo moderno y más todavía en nuestro país.

En la América del Sur, la poesía amorosa, como toda poesía, ha florecido bajo aquel cielo ardiente y luminoso, como floreció bajo el bello cielo de la Grecia, y ha sorprendido y sorprende todavía con todos los encantos de una riqueza original. Pero ¿qué mucho que allí se haya mostrado fecunda la Poesía, si aquella turba de admirables cantores ha ido á buscar nuevos acentos é inspiraciones nuevas en los rumores armoniosos de las selvas seculares, en las riberas de los ríos majestuosos, en la contemplación de sus montañas jigantescas coronadas por la nieve

ó por el humo de los volcanes, en la orilla de los mares solitarios, en el silencio solemne de las Pampas y en el fuego de las vírjenes morenas, de ojos negro, de boca de granada, de cintura cimbradora y de pié breve, que aman como gacelas y que odian como leonas?

El nacimiento de la poesía sud-americana ha sido un verdadero Jénesis, y no la reproducción del arte antiguo

implantado en el Nuevo Mundo.

La libertad la hizo jerminar en un suelo virjen, fecundóla el sol de los trópicos y la guerra la arrulló en su cuna con sus estrépitos terribles y con sus himnos de gloria.

Es siera y orijinal esa poesía sud-americana, y para estimarla en su justo valor es preciso considerarla como poesía primitiva, por más que su forma tenga algo de co-

mún con la poesia moderna.

Así, aunque Andrés Bello haya cantado en lengua castellana la Agricultura de la Zona tórrida, y haya manejado como un antiguo el plectro griego, en su lira no vibran los acentos de ningún poeta europeo; las Geórgicas mismas palidecen ante las mágicas bellezas de la Oda sublime, Horacio es tibio y raquítico, Lucrecio parece incompleto y las fantasmagorías de Pindaro bajan á ocultarse en el polvo de Olympia.

Bello no tiene ascendientes ni maestros en la poesía europea, y en cuanto á la lengua poética que usa, puede decirse de él también que ha dorado el oro y perfumado la

rosa.

Apenas si lo tiene en Homero el cantor de Junín; pero si en la voz del Homero colombiano se escucha á veces una armonia semejante á la armonia antigua, esa semejanza debe buscarse solamente en la Iliada y no en ningún poema épico de otra edad. Olmedo también es un patriarca.

¿Y Juan Carlos Gómez? Pues qué, ¿los alejandrinos del bardo oriental À LA LIBERTAD, ó los cantos de dolor que resuenan en su arpa templada en la soledad melancólica de las pampas uruguayas, tienen algo de parecido en la poesía antigua ó moderna?

¿Y José Mármol? El apóstrofe A Rosas no se expresa

con acentos conocidos en ninguna lengua.

El poeta argentiuo los ha arrancado del huracán que

ajita las selvas de los Andes, del aliento destructor del Pampero, del ronco estruendo del Tequendama, de los tumbos del mar embravecido, del mujido pavoroso del Chimborazo y de la catarata de truenos de las tormentas americanas. Buscad la explosión de cólera fulminante de Mármol en la poesía antigua, y no la encontraréis. Los Rosas no han faltado en ninguna parte, pero la lira de ese gran poeta honrado no había sido dada por el numen á ningún mortal, ni aun á los profetas iracundos de Israel. Juvenal ajitaba el látigo, pero no lanzó rayos jamás. Los poetas no se habían sentado nunca en el trone de Júpiter.

Después de Mármol en América, Víctor Hugo ha lanzado en Europa apóstrofes parecidos; pero antes que él, en vano

seria escuchar el eco de las cóleras antiguas.

¿Y los cantores de amor? Los cantores de amor son también hijos de la virjen naturaleza americana, abrasada por el sol. Sus idilios tienen el aroma salvaje de las grandes florestas, el color del cielo inundado por la luz y el sabor de las frutas que destilan miel. Esos poetas no son plásticos solamente como los griegos, ni sensuales como los latinos, ni místicos como los trovadores, ni hiperbólicos como los árabes, ni libertinos como los franceses, ni sombrios como los alemanes. Son castos aunque ardientes, dulces aunque bravios y conceptuosos, á pesar de su graciosa sencillez. La poesía amorosa sud-americana es una poesía sui generis, mezcla singular de la fiereza galante española y de la dulzura melancólica del indio.

Abigaíl Lozano tiene por alma una sensitiva; sus elejías son quejas de paloma enamorada y escondida entre los bosques; Estéban Echeverría, el cantor de La Cautiva, es el soñador de las llanuras del desierto y del océano; Adolfo Berro es el cantor de los dolores americanos; Acuña de Figueroa traduce en sus cantos las armonias del pueblo oriental; Luis Dominguez canta la majestad del Ombú; Ricardo Palma, las penas del pueblo de los Incas, y Jorge Isaacs, el dulce y triste historiador de María, así como ha encontrado á la Fatalidad antigua oculta entre las selvas del Cauca, ha encontrado también en elias nuevos acentos

de amor para Saúl.

Pues bien, estos son, y otros muchos, los creadores de

la poesia americana del Sur. Ellos han sabido ser originales, porque en vez de imitar pálida y friamente la manera poética europea, han buscado en su país de América y en su propio corazón la fuente de sus inspiraciones.

Los hablistas, los castizos, los gramáticos empeñados á toda costa en emparentar á los poetas sud-americanos con los poetas españoles, como se empeñaban á todo trance los frailes del siglo xvi en emparentar á los indios autóctonos con los judios, encuentran sendos defectos de lenguaje en estos cantos de una poesia virjen y exuberante de juventud.

Si meditaran un poco, comprenderian que los poetas sud-americanos han roto adrede las liguduras de las reglas para crearse una lengua propia en que expresar sus pensamientos, en que dar nombre y cabida á los objetos de su país; la lengua debe reflejar la naturaleza, el espiritu y las costumbres de un pueblo, y la lengua española castiza era ya pequeña para reflejar la naturaleza, el espiritu y las costumbres de los pueblos americanos. Desde temprano la mezcla de las razas, el contajio de las lenguas y la necesidad ó el hábito, dieron un carácter peculiar al idioma de estas naciones mezcladas, (y en materia de lenguaje, ya se sabe que los pueblos no aguardan nunca el fallo de las Academias. Ellos son sus propios legisladores y oráculos.

Les pueblos americanos tuvieron su lengua, después tuvieron sus libertades y sus instituciones políticas, luego tuvieron su literatura. Asumieron su derecho en materia de nacionalidad y pudieron asumirlo en materia de idioma. No ha procedido de otro modo España, después de que se ha ido emancipando de la dominación de los cartajineses, de los romanos, de los bárbaros y de los árabes. No seguirá procediendo de otro modo al aceptar la invasión de los modismos científicos de la lengua alemana ó de la lengua griega, de los modismos artísticos y literarios de la lengua francesa y de los modismos industriales de la lengua inglesa. Las lenguas castizas son estatuas modeladas en diferentes barros: ¿por qué no ha de formarse una en cada nación de la América latina?

Los poetas sud-americanos la han levantado ya y la adoran. Por eso han sido y seguirán siendo orijinales.

¿Sabéis ahora por qué lo es también la obra de Manuel Flores?

Porque el vate mejicano no es hijo de la vieja literatura europea. Desde su edad temprana, sintiéndose poeta, ensayando todavía sus primeros cantos, se encontró con los poetas que acabamos de mencionar y que eran nuestra lectura favorita en el circulo juvenil de Letrán.

Allí pudo admirar á esta virjen que no se presentaba con los atavíos de cien civilizaciones muertas ó decadentes, sino con los encantos nuevos de nuestra robusta na-

turaleza.

Y entonces Flores que, siguiendo las inclinaciones de la juventud casi siempre propensa á imitar, pudo seguir las huellas de Espronceda ó de Bermúdez de Castro (que á su vez seguian las de Gæthe ó de Byron), ó las de Arolas ó de Zorrillo, como lo hacian muchos jóvenes de su tiempo y como lo hacen hoy los del nuestro, imitando á Víctor Hugo, á Heine ó á Becquer, se detuvo á pensar y pensó bien. Pensó que procediendo como procedían los poetas sud-americanos, esto es, buscando el quid divinum, no en escuela ninguna, sino en la inspiración libre del alma americana, en medio de los deseos, de las tristezas ó de las aspiraciones de nuestro mundo social, encontraria la fuente de la originalidad que necesitaba para desencadenar su numen, se dejó arrebatar por él y fué poeta, como los poetas de la América del Sur, osado, extraño, orijinal.

Eso ha hecho pensar que su estilo poético participa de todas las escuelas, sin reproducir ninguna con su carácter peculiar. En efecto, la orijinalidad en literatura tiene algunas semejanzas con todo lo conocido. Pero justamente la vaguedad de estas semejanzas y la variedad infinita de ellas prueban que no ha habido molde en la creación y que ella es hija de un carácter propio y fuertemente in-

dividual.

Tales son los cantos amorosos de Flores y tales son también sus odas patrióticas, sus elejías desesperadas, sus sátiras pesimistas y hasta sus lijeros epígramas, que como una suave sonrisa alegran de cuando en cuando la fisonomía de sus versos, ó encendidos por la pasión ó nublados por una inmensa tristeza: ¡las sombras del ocaso del alma!

Alguna vez el bardo mejicano va á tomar el pétalo de una rosa, pero sólo un pétalo de la ardiente copa del amor antiguo, para ponerlo en el borde de la suya; pero va á tomarlo en la poesía primitiva, en la Pastoral de Sulem, entre los suspiros impacientes de la pasión virjen:

#### Bésame con el beso de tu boca.

Esa es una gota de esencia que se confunde en la esencia embriagadora del Cantar americano.

Cuando Flores imita ó traduce, lo expresa. Horacio, Dante, Shakespeare, Lessing, Víctor Hugo, Quinet, Afredo de Musset, son extranjeros para nuestra lengua, pero Campoamor no; y cuando Flores quiere, por descanso ó par capricho, imitar una manera extraña y aplaudida como la Dolora, lo dice.

Por lo demás, como traductor, es fiel, elegante, y en sus manos la piedra preciosa de que hablamos antes, adquiere mayor brillo. Las traducciones solas bastarían para darle un nombre, si el título primero para conquistarlo no consistiera en su propio talento.

Como sus hermanos los americanos del Sur, también ha hecho su manera de hablar. Repróchanle dulcemente unos críticos, y son los más autorizados, y magistralmente otros, y son los menos literatos, algunos defectos de prosodia.

Enhorabuena. Manuel Flores los comete también de propósito, porque consistiendo en la manera de computar los diptongos, no se necesita de mucha ciencia prosódica para conocerlos y para evitarlos. Pero el poeta quiere hablar la lengua de Méjico, y lo singular del caso es que los mejicanos leen sus versos como él quiere, y el ritmo y la cadencia suenan bien.

Yo no justifico estos defectos, y siento que Flores se obstine en ellos. ¡Líbreme el cielo, además, de incurrir en la cólera de los puristas! Pero no me indigno ante pequeñeces pueriles, y sobre todo, me agrada más la grandeza virjen de las selvas y de las montañas, que la simetría recortada de los jardincillos ingleses y que la figura grotesca de los montículos artificiales.

La belleza poética hace olvidar el defecto prosódico.

¡ Quién sabe si fué puro el hebreo del Cantar de los cantares! El exejeta Künen ha probado que las profecías de Daniel estaban inficionadas de caldaico; el Dante corrompió el italiano para crear la lengua poética, como Lutero el alemán para traducir la Biblia; la aljamía endulzó los primeros versos castellanos, como el dialecto bajo hizo enérjicas las expresiones de Shakespeare y armonosias las frases de Cervantes. Los cantos de Netzahualcoyotl tenían seguramente las inflexiones tetzcocanas, que eran impurezas en la lengua de los méxicas. ¿ Quién pide ortografía á los Eddas, la medida italiana á las baladas del Norte y el ritmo latino á las coplas de Jorge Manrique?

Pero no es necesario decir tanto. La armonía de los versos de Flores desaparece ante la majía de su ardiente poesía, pero encanta por sí sola. Los tropiezos prosódicos son pocos y en los labios mejicanos son ningunos. Cuando un gramático habla de ellos á una dama ó á un joven, éstos sonríen graciosamente y recitan con delicias las co-

plas. ¡He aqui la poesia!

Ella sola, ella es la aureola que rodea esa frente, hoy pálida, abatida y enferma de pesar y de amor; ella es el consuelo único de ese espíritu en que se han apagado uno á uno los luceros de la esperanza, como se van apagando ante los ojos del poeta los astros del cielo; ella hará su nombre inmortal y querido en la patria mejicana y donde quiera que palpite un corazón sensible.

IGNACIO M. ALTAMIRANDO.

Méjico, noviembre 25 de 1882.



# PRIMERA PARTE

# EL ALMA EN PRIMAVERA

Sol de la juventud, en sed de amores Tu ardiente rayo el corazón inflame! ¡Primavera del alma, dame flores Que al son del arpa por doquier derrame!

# JUVENTUD

Salve á ti, juventud!

Atrás mi planta Ha dejado los plácidos linderos De la casta niñez, y tus senderos À pisar se adelanta. Vengo á buscar ansioso tu alegría, Mañana de la vida placentera; Dame la luz de tu risueño día, Las flores de tu rica primavera, El rumor de tus brisas melodiosas, Los besos en perfume de tus rosas Y de tu sol la ráfaga esplendente, Para en las horas del amor dichosas Bañar con ella de esplendor mi frente. Inquieto á ti mi corazón se lanza; Y al son de mi arpa desacorde y rudo,

Con el himno primer de la esperanza, Hermosa Juventud, vo te saludo!

¡Bello es vivir! Se desparrama el día En cascadas de luz sobre la tierra, Y del regazo de la noche fría La misteriosa vida se levanta, Y se estremece de placer y canta El himno del amor y la alegría.

¡Hora de bendición! Despierta el mundo Cual de un sueño de amores, voluptuoso; A los besos del sol, Naturaleza Sacude su reposo

Ebria de luz, de vida y de belleza Como la esposa al beso del esposo.

¡Qué dicha es el vivir! Bella es la vida Como la virjen del amor, soñada. Vaga en la faz de la Creación, perdida La sonrisa de Dios, y su mirada Sobre ella está encendida. Mas ante mí, para los ojos míos, Esa Creación magnífica estuviera De la noche en los ámbitos sombríos Si á la luz de mi fe yo no la viera.

También el corazón tiene su aurora, También llega el momento En que así cual se dora Con la primera luz el firmamento, Un misterioso sol surje en el alma Y se llena de luz el pensamiento.

Y tiene el corazón su primavera, Su coro de aves, su fuljente día, Su blanca estrella — la ilusión primera, Su canto — la poesía, Sus rosas — los amores, Y en vaga lontananza, Bajo el iris de májicos colores El horizonte azul de la esperanza.

¿No flota en las alturas
Espíritu de amor, el Alma inmensa
Que derrama la vida en las criaturas?
À ella la flor con su perfume inciensa,
À ella los mundos armoniosos cantan,
À ella el éxtasis vago
Y el suspiro del hombre se levantan;
Para ella enciende su fulgor la aurora
Y su pálida lámpara el lucero,

Y á ella también el alma soñadora Vuela del arpa en el cantar primero.

Sí; de mi corazón al fuego vivo, Como raudal desbórdese de flores De mis canciones el torrente altivo Al incógnito Dios de los amores.

Hay una cifra mística, bendita, Con el topacio sideral escrita En la pájina azul del firmamento: Hay una voz dulcísima, inefable, Que acompaña la música del viento, Y se mezcla al susurro cadencioso Que estremece los nidos Entre las hojas del pinar umbroso; Que flota en las espumas Del férvido torrente, y juguetea En el ritmo de amor con que gorjea El ave agreste de irisadas plumas. Misterioso cantar de los cantares Que la Creación levanta. Y en el arpa soberbia de los mares Entre las nubes y las olas canta; Voz que en el éter cristalino flota Entre las olas de la luz perdida, Dulce y sagrada nota Del alma de los mundos desprendida; Voz errante en la sombra misteriosa Como el suspiro de la noche en calma; Voz que seduce y habla cariñosa ·Con impaciente inspiración al alma.

¡Lo que dice el hossana de la tierra, Lo que la cifra sideral escribe Y mi fogoso corazón encierra, Es el verbo fecundo, Es la palabra Amor, himno del mundo! ¡Amor, májico amor! Cuando el Eterno Con tu sagrado nombre Estremeció de júbilo el vacío; Cuando como relámpago de vida Del caos rasgaste el pabellón sombrío, ¿No se encendió la luz?....

Así del hombre

En el gran corazón, tu poderío Hace la luz y la existencia inflama; Así sediento el mío No sabe lo que ama...; pero ama!

¡Amar! ¿Y qué es amar?

¿Esas visiones

Que llegan cuando velo
Á verter en mi frente inspiraciones
Que voz no tienen... porque son del cielo;
Esas pálidas vírjenes flotantes
De indecible belleza,
De ojos y labios para amar encesos,
Que dejan al pasar en mi cabeza
Una corona de inefables besos,
Esas son el amor?... En su regazo
Se reclina mi sien, y ya dormido,
Oid lo que las vírjenes del sueño
Murmuran á mi oído:

#### UNA VOZ.

— « Yo vengo á ti. Soy una ave, Mística alondra del cielo, Que voy buscando en mi vuelo El nido de un corazón. Yo soy la chispa divina Con que Dios prende la llama Á cuyo fuego se inflama

La vida en la Creación.
Yo ilumino la esperanza,
Divinizo la hermosura,
Dulcifico la amargura,
Doy sonrisas al dolor;
Yo tan sólo de la dicha
Guardo la imposible palma,
Yo soy el alma del alma,
Soy la vida... soy Amor. »—

#### OTRA VOZ.

¡Brote de tu alma, cual del sol el día, Palpitante de fuego y armonía, La estrofa de tu fe! La Gloria soy... Y de la frente mía Lauros para la tuya arrancaré! »—

#### OTRA VOZ.

— « Yoy soy la antorcha
Que el caos alumbra;
Yo soy el vuelo
Que al genio encumbra
Hasta do tiene
Su trono Dios.
Bajo mis alas
La intelijencia
Abarca el mundo...
Yo soy la Ciencia,

## El día sin noche De la Greación. » —

#### OTRA VOZ.

— «¡Oh!¡ven á mis brazos!... Yo soy la hermosura,
Mis ojos embriagan, mis labios también...
Acerca los tuyos, mis goces apura
Y luego en mi seno reclina tu sien.
Deshoja en tu copa balsámicas flores:

Festín es la vida, su flor, la mujer...
¡Qué dulce es la muerte muriendo de amores!
¡La vida es un beso... Yo soy el Placer!» —

Y heme aquí, Juventud, á ti viniendo Con el alma de sueños encendida, Mi corazón y mi laud trayendo Al festín encantado de la vida. Heme aquí, Juventud, á tus umbrales...

Atrás, con mi niñez, queda perdida La senda de mis campos paternales.

# **ECOS**

Mirad la aurora, Madre del día, ¡Cómo derrama Luz, alegría!

Allá en el cielo Todo es fulgores; ¡Todo en la tierra Cantos y flores!

Sobre las hojas Tiemblan las perlas, Vienen las brisas Á recojerlas.

Saltando el ave Trina en la rama, Brilla al aljófar Sobre la grama.

¿Dó va el incienso De los aromas? ¿Qué dice el ritmo De las palomas?...

Y todo luce' Canta, se ajita, Vida sagrada à Do quier palpita.

Alza la tierra Su amante coro, Y el sol la paga Con besos de oro. Luego, la noche Su negra tienda Abre del mundo Sobre la senda.

Y entre la sombra Muda y tranquila Asoma el astro Su alba pupila.

¿Sois, por ventura, Blancas estrellas, Del cielo al mundo Lágrimas bellas?

¿Joyas que bordan El rejio velo Con que á la tierra Cobija el cielo?

¿Chispas que lanza La eterna sombra? ¿Polvo que deja Dios en su alfombra?...

Astros y flores Quizá no viera Si amor al alma Su luz no diera.

Las vagas notas Que el arpa lanza, ¿No son el himno De la esperanza?

El alma encierra Luz, armonía, Es una aurora La fantasia.

Doquier que vague Mi pensamiento, La miel recoje De un sentimiento.

Cual mariposa Va la ilusión Sobre las flores De la Creación.

En los rüidos Que se levantan Hay dulces ecos, Voces que cantan.

Rumor de besos Y de suspiros Flota en las alas De los cefiros.

Como en la selva Trinan las aves, Hay en el alma Voces süaves.

Ecos solemnes, Desconocidos, Por voz humana No traducidos.

Ecos que el alma Tímida esconde, Ecos que vienen De no sé donde.

Quizá del verbo Del Alma inmensa Que dice al hombre Que vela y piensa:

— « De toda vida Yo soy la llama: Contempla, adora, Espera y ama. » — Yo creo. Por eso Mi alma levanto. Amo y espero... Por eso canto.

# VISIÓN

He visto, de la noche Entre la niebla oscura, Bajar como del cielo, Radiante de hermosura, La sombra de una virjen Llegando junto á mí. Eran sus ojos negros, Blanca su vestidura, Su cabellera de ánjel.. Tú eras... te conocí.

Y te miré tan bella
Que delirante, ciego,
Por detener tu paso,
Espléndida visión,
Antes tus plantas puse
Mi corazón de fuego,
Y — « tómale » — te dije,
Y le tomaste... y luego
Despierto...; Y te has llevado,
Mujer, mi corazón!

## MI SUEÑO

Anoche tuve un sueño. Al pié de negra palma Estaba yo sentado: la sombra me envolvía. La soledad inmensa entristecía mi alma, Un ruiseñor cantaba... Mi corazón oía:

— « Yo canto cuando abren,
Jazmines de la noche,
Las pálidas estrellas
Su luminoso broche,
Á la hora en que se llaman
Los seres que se aman.
Yo soy entre la sombra
Heraldo del amor. » —

Después meció el follaje de la siniestra palma Del viento de la selva la ráfaga sombría. Algo como el suspiro tristísimo del alma Alzóse sollozante... Mi corazón oía:

— « Yo soy el alma errante Que en las tinieblas jiro Por recojer del hombre El tétrico suspiro. Yo bebo en las corolas Las lágrimas que á solas En hondo desamparo Derrama el corazón. » — La noche era muy negra. Las hojas de la palma De súbito temblaron... Y vi que descendía Algo como la sombra del ánjel de mi alma; Hablaba en las tinieblas... Mi corazón oía:

— « Hombre de los dolores, Yo traigo desde el cielo Palabras inefables De paz y de consuelo. Herido de tristeza Inclinas la cabeza, ¿ Acaso no conoces La vida del amor? »

— ¿ Qué, tú eres la esperanza?

- Yo doy las ilusiones.

¿ Eres Amor acaso? ¿ La dicha que soñé?
Se encienden á mi paso de amor los corazones.
Tribútanme su culto, conságranme su fe.
Quizá del cielo traje la voz de los amores,
Y me enseñó la dicha los himnos del placer.
Encanto la existencia, ahuyento los dolores,
Y soy vida del alma... me llamo la Mujer.

Y de la oscura noche iluminóse el cielo, Jimió de amor el bosque, la palma retembló. Y la visión celeste tendiéndome su velo Al irse, con sus besos mi frente acarició.

Huyó también la noche. La blanca luz del día La cumbre de los cielos iluminando va. El mundo se despierta radiante de alegría, ¡ Ay | pero el alma dulce, hermana de la mía, El ánjel de mi sueño, mi virjen... ¿ dónde está?

# MI ÁNJEL

¡Oh! niña de mis sueños, Tan pálida y hermosa Como los lirios blancos Que besa el Atoyac; Tú la de mis recuerdos Imajen luminosa, El ánjel cuyas alas Tocáronme al pasar;

Perdona, dulce niña, Perdona si mi acento Temblando, de mi alma Levántase hasta ti; Pero tu bella imajen Está en mi pensamiento, No sé ya desde cuando... Quizá desque te vi.

Desde que vi tus ojos,
Tus ojos de querube,
Tus ojos en que el alma
Se abrasa de pasión;
Y desde aquel instante
Otra ilusión no tuve
Que darte con mi vida
Mi altivo corazón.

Si apenas te conozco ¿ Por qué te quiero tanto? ¿ Por qué mis ojos ávidos Te buscan sin cesar? ¿ Por qué en el alma siento Tan tétrico quebranto Cuando tu rostro de ánjel No puedo contemplar?

¿ Por qué sueño contigo Y en ti tan sólo pienso? ¿ Por qué tu dulce nombre Me llena de emoción? ¿ Por qué se abrasa mi alma En este amor inmenso, Si apenas te conozco, Mujer de bendición?

No estás ante mis ojos
Y por doquier te miro;
Conmigo va tu sombra
Por donde quier que voy;
Escucho tu pisada,
Recojo tu suspiro,
Y velas á mi lado
Cuando dormido estoy.

¿ No sabes tú, no sabes, Mujer, que te amo tanto Cuanto sobre la tierra El hombre puede amar? ¿ Qué diera mi existencia Por enjugar tu llanto, Qué diera... hasta mi alma Tus plantas por besar?

¡ Y si tuviera un mundo Un mundo te daría; Y si tuviera un cielo Lo diera yo también, Porque me amaras tanto, Mitad del alma mía, Que alguna vez sintiera Tus labios en mi sien!...

¿ No sientes cuando cierra

Tus ojos celestiales El ánjel de los sueños Con su ala sin color, No sientes que mi alma Sobre tus labios rojos Derrama un mar de besos. Con infinito amor?...

Sé, niña, del poeta
La inspiración bendita,
La virjen de mis sueños
La fe del corazón;
Sé mi ánjel, sé mi estrella.
La luz que necesita
Mi espíritu sediento
De amor y de ilusión.

Extiende cariñosa
Sobre mi sien tu velo;
Bajo tus alas blancas
De ti camino en pos,
Tu luminosa huella
Me llevará hasta el cielo:
Te seguiré, mi Ánjel,
Para llegar á Dios.

# Á UNA ENLUTADA

Melancólica enlutada, Pálida virjen soñada Por mi ardiente corazón, ¿ Porque mata tu mirada La velas con el crespón?

El alma á tus ojos llega Cual mariposa á la luz, Loca, deslumbrada, ciega... Y á tus amores se entrega Como el mártir á la cruz.

Pero no tornes airada Tu dulce faz con enojos, Porque mi alma enamorada Cual tú quedará enlutada Por el desdén de tus ojos.

¿Pudieras ver un delito En el amor infinito Que al verte mi alma sintió? ¡Si el amor está bendito Desque al mundo redimió!...

¡ Y yo te amo! En fuego intenso Ardió el corazón inmenso Al rayo de tu mirar, Y se quema como incienso En el ara de tu altar.

Eres la virjen sagrada Del alma de un soñador, Y veo la tierra alumbrada Por la luz de tu mirada Y la llama de mi amor.
Flota do quier en el viento
Tu esplendorosa visión,
Llevo en mi oído tu acento,
Tu ser en mi pensamiento,
Tu amor en mi corazón!

La de los negros cabellos, La de negra vestidura, La de negros ojos bellos, ¿ Negra será como ellos De mi amor la desventura?

No; tú no puedes querer Que para siempre mi ser Se sepulte en el dolor... ¡ Si el alma de la mujer Es una alma toda amor!

Y amor revela, señora, Amor oculto que llora, Esa palidez ardiente Que marchitando tu frente Tu semblante descolora.

Hondo, secreto quebranto Revelan tus ojos bellos: ¡ Qué hermoso será su llanto! ¡ Y cuán acerbo el encanto De las lágrimas en ellos!

Tus lágrimas sin enojos, De tu alma líquidas perlas, ¡Oh!; quién pudiera de hinojos Cuando asoman en tus ojos Con los labios recojerlas!

¡ Quién pudiera consolarte En tus horas de sufrir, Y vivir para mirarte, Y mirándote, adorarte, Y adorándote, morir!...

Mas es en vano mi queja, En vano son mis dolores, En vano al pié de tu reja' Cada noche mi alma deja Tanto suspiro de amores...

En vano mi vista ansía Tu presencia soberana... Sola jime el alma mía Ante la calma sombría De tu cerrada ventana.

Y esa tristeza doliente Que mal encubre el crespón De tu velo transparente... ¿Hay palidez en tu frente Porque hay en tu alma pasión?...

¿Guarda acaso tu memoria El recuerdo de una gloria Que tu corazón soñó? ¿Es acaso alguna historia De un amor que ya pasó?

Si es un amor escondido Perdona... y deja al olvido Mis versos y mi pasión... Dios sabe si te he querido Y te llora el corazón!

Pero yo la amo, ¡Dios mío! Quiero olvidarla... y no puedo; Sin ella veo tan vacío, Tan estéril y sombrío El mundo... que tengo miedo. Tú, Señor, que á su mirada Diste esa llama sagrada Que enciende un amor inmenso, Haz que sepa enamorada Lo que siento, lo que pienso.

¡Haz que entienda compasiva Que soy una alma cautiva Que en sus altares se inmola, Que quiero que en ella viva Divina, inmortal y sola!

¡Oh! la de negros cabellos, La de negros ojos bellos Que mal apaga el crespón, Deja que iluminen ellos noche del corazón!

Un solo instante siquiera
De ser amado. Y después...
¡Qué tanta dicha me hiera,
Y que exhale cuando muera
Mi alma en un beso á tus piés!

## NOCHE DE LUNA

La luna esplendente Su luz transparente Derrama en mi sien, Las flores, mecidas Por auras perdidas, Se besan dormidas En dulce vaivén.

¡ Qué nubes tan blancas flotando en el cielo Festonan de plata la bóveda azul! La noche ha olvidado su manto de duelo, Y, pálida virjen, cubrióse de un velo Tejido de luz.

> Apenas se siente Cruzar el ambiente La brisa fugaz. Ni canto, ni ruido, Ni un eco perdido Del mundo dormido Perturban la paz.

Es la hora en que vierten su copa de olores Las castas corolas cerradas al sol; Es la hora en que el alma sedienta de amores Derrama en el aura que besa las flores Suspiros de amor.

> Si no sabe el hombre Tu místico nombre,

Amor, ni tu voz,
Pregunte al riachuelo
Y al ave en su vuelo,
Preguntelo al cielo,
Preguntelo á Dios!

¡Amor! Este nombre le escribe la aurora, Le dicen serenas las ondas del mar, El ave que canta, la fuente que llora, La estrella que brilla y el alma que adora... ¡Vivir es la dicha! · Vivir es amar!

¡Amar! En el alma llevar escondida La fe de la dicha, la luz de la vida, El rostro de un ánjel que se hizo mujer. Sentir la existencia flotando perdida Entre olas de rosas, de luz y placer.

Mirar por la noche las blancas estrellas, Y luego, en el alma, más dulces que ellas Dos ojos queridos, luceros también. Soñar con caricias, con blandas querellas Con trémulos besos que abrasan la sien.

Mirar cual desmayan dos lánguidos ojos, Besar una frente bañada en sonrojos, Dos manos que quieren la faz esconder; Beber en dos labios ardientes y rojos El tibio suspiro que exhala el placer.

Amar cual las aves que tienden su vuelo, En nido de flores dos almas juntar, Trayendo á este mundo de llantos y duelo Las horas divinas, los sueños del cielo, Las dichas sin nombre...; Vivir es amar!

En tanto las nubes prosiguen su vuelo, Oleadas de plata del piélago azul. Se envuelve dormida la noche en su velo; Y pienso mirando los astros del cielo Que el alma es un astro y amor es su luz.

## CREATURA BELLA BIANCO VESTITA

¡Oh blanca niña de los labios rojos, Pálida estrella que en mi noche brilla, Cuando me miran tus divinos ojos Siento como que mi alma se arrodilla!

Siento que me ilumina tu presencia Con la luz virjinal de la alborada, Y que una ola de luz es mi existencia Bañada por el sol de tu mirada.

Siento que me trasformo, que otra vida, Vida sagrada dentro mi alma brotà, Cuando de blanco sideral vestida Tu casta imajen en mi sueño flota.

Te vi pasar iluminando al día; Yá cada paso que tu pié avanzaba De delicia mi ser se estremecía, Y me sentía feliz... porque te amaba.

Que es bello para el alma en que se encierra La inmensa sed de la pasión que abrasa, Tener un sueño y al cruzar la tierra Ver ese sueño en la mujer que pasa.

Mujer á otra mujer incomparable, Mujer de bendición y poesía, Mujer de luz á quien tocar no es dable, La mujer ideal del alma mía. Sin ti yo fuera en la desierta vida La sombra desolada de tu sombra, Mirada en llanto que te ve perdida, Boca que besa de tu pié la alfombra.

Yo fuera sin tu amor como el creyente Que muere solitario en el tormento, Pálida y rota de dolor la frente, Pero fijo en su Dios el pensamiento.

Pero viniste á mí, me levantaste Contigo y hasta ti con tu ternura, Y aquí, dentro del alma, te encerraste Con la infinita luz de tu hermosura.

Contigo y junto á ti quiero sentarme Al festín del Amor, la frente erguida; Y apurar de tu mano hasta embriagarme La copa de delicias de la vida.

¡Sol de la juventud, en sus amores Siempre tu rayo el corazón inflame! Primavera del alma, dame flores Que al son del arpa y á sus piés derrame!

Id, raudos genios del insomnio ardiente, Y de mis labios, de pasión encesos, Llevad, llevad para su casta frente Una corona de inmortales besos,

En tanto que en el éter suspendida, Ampo de luz entre la sombra rota, Ella, de blanco sideral vestida, Entre la bruma de mi sueño flota.

#### PENSAR, AMAR

Pensar. Decidme ¿qué nombre Se puede dar en la tierra Al infinito que encierra El pensamiento del hombre?

El relámpago que prende Su centella en el vacío, Para seguir es tardío El vuelo que el alma tiende.

El alma, al soplo divino, Cual átomo sideral, Se pierde en el torbellino De la vida universal.

Ya, de lo inmenso sedienta, Abarca las soledades Y entre las nubes se asienta Al tronar las tempestades.

Ya, raudal de inspiración Que deja fuljentes rastros, Navega como los astros Entre Dios y la Greación.

Y en sus vuelos vagabundos Del Ideal único en pos, Rasga el velo de los mundos Para llegar hasta Dios.

Para ella es ese mensaje De sagrada inspiración Que en misterioso lenguaje Murmura la Creación;

Desde ese trueno que airado

Retumba en el firmamento, Hasta el suspiro del viento En una flor apagado.

Para ella escribe la aurora Letras de luz en el cielo, Para ella se borda el velo De la noche inspiradora;

Para ella esa voz que nombra Al Ser que el misterio esconde, Á quien escucha y responde Entre el silencio y la sombra.

¿ Qué importa que sola viva? ¿ Qué importa que sola vaya? Es una ola fujitiva Del mar que no tiene playa.

¿ Qué importa la niebla densa Á su vuelo vagabundo, Si altiva, creadora, inmensa Lleva en sí misma su mundo?

El alma la luz encierra, El soplo de Dios la enciende, Y es la lámpara que prende Para su altar en la tierra.

Tras un destierro maldito Levanta libre su vuelo, Águila del infinito, Para perderse en el cielo.

¡Amar! Duplicar la vida, Escalar el firmamento, Llevar en el pensamiento Toda la gloria escondida.

¡Amar! Perder anhelante De la existencia la calma Por el inefable instante De dar un alma à su alma.

Beber con loca pasión De unos ojos celestiales Las lágrimas virjinales Que brotan del corazón.

Adormirse dulcemente Bajo unos labios encesos, Sintiendo sobre la frente Una corona de besos.

Dentro del alma sentir Otra alma de que se es dueño, Soñar... y adorar un sueño, Morir de amor y vivir.

Estar ante el ser querido Con la vida en la mirada, Con el labio enmudecido, Con el alma prosternada.

¡Amar! Destellar el día Como sol en la Creación, Hacer de luz y armonía Un ambiente al corazón.

¡Amar! ¿Quién puede decir Lo que es la vida de amar?... Tener el cielo... y sufrir... ¡Vivir llorando... y gozar!

¡Pensar! ¡Amar! Y siempre, y sin medida; El dominio ensanchar del sentimiento Más allá de la tierra y de la vida... Esta es la copa de que estoy sediento.

¿Sufrir?...; Qué importa!... El llanto derra-Es purificación, es el bautismo [mado Que necesita el corazón manchado Para alzarse á la fe del idealismo. Suframos... Dios lo quiere, pero amando; Dios está allí donde el dolor empieza, Do el alma atribulada está apurando Su cáliz desbordado de tristeza.

Espíritu de luz y de consuelo, Inspiración que por mi sien resbalas, Cuando mi alma levantas hasta el cielo, Pensamiento y Amor ; no son tus alas?

## **ADORACION**

Como al ara de Dios llega el creyente Trémulo el labio al exhalar el ruego, Turbado el corazón, baja la frente, Así, mujer, á tu presencia llego.

¡ No de mí apartes tus divinos ojos! Pálida está mi frente de dolores; ¿ Para qué castigar con tus enojos Al que es tan infeliz con sus amores?

Soy un esclavo que á tus piés se humilla Y suplicante tu piedad reclama, Que con las manos juntas se arrodilla Para decir con miedo... que te ama!

¡Te ama! Y el alma que el amor bendice Tiembla al sentirle, como débil hoja; ¡Te ama! y el corazón cuando lo dice En yo no sé qué lágrimas se moja.

Perdóname este amor, llama sagrada, Luz de los cielos que bebí en tus ojos, Sonrisa de los ánjeles bañada En la dulzura de tus labios rojos.

¡ Perdóname este amor! Á mí ha venido Como la luz á la pupila abierta, Como viene la música al oído, Como la vida á la esperanza muerta.

Fué una chispa de tu alma, desprendida En el beso de luz de tu mirada, Que al abrasar mi corazón en vida Dejó mi alma á la tuya desposada.

Y este amor es el aire que respiro,

Ilusión imposible que atesoro, Inefable palabra que suspiro Y dulcísima lágrima que lloro.

Es el ánjel espléndido y risueño Que con sus alas en mi frente toca, Y que deja — perdóname...; es un sueño! — El beso de los cielos en mi boca.

¡Mujer, mujer!... mi corazón de fuego De amor no sabe la palabra santa, Pero palpita en el supremo ruego Que vengo á sollozar ante tu planta.

¿ No sabes que por sólo las delicias De oir el canto que tu voz encierra, Cambiara yo, dichoso, las caricias De todas las mujeres de la tierra?

¿ Qué por seguir tu sombra, mi María, Sellando el labio á la importuna queja, De lágrimas y besos cubriría La leve huella que tu planta deja?

¿ Qué por oir en cariñoso acento Mi pobre nombre entre tus labios rojos, Para escucharte detendré mi aliento, Para mirarte me pondré de hinojos?

¿ Qué por sentir en mi dichosa frente Tu dulce labio con pasión impreso, Te diera yo, con mi vivir presente, Toda mi eternidad... por sólo un beso?

Pero si tanto amor, delirio tanto, Tanta ternura ante tus piés traída, Empapada con gotas de mi llanto, Formada con la esencia de mi vida; Si este grito de amor, íntimo, ardiente, No llega á ti... si mi pasión es loca, Perdona los delirios de mi mente, Perdona las palabras de mi boca.

Y ya no más mi ruego sollozante Irá á turbar tu indiferente calma... Pero mi amor hasta el postrer instante Te daré con las lágrimas del alma.

# **AMÉMONOS**

Buscaba mi alma con afán tu alma, Buscaba yo la virjen que mi frente Tocaba con su labio dulcemente En el febril insomnio del amor.

Buscaba la mujer pálida y bella Que en sueño me visita desde niño, Para partir con ella mi cariño, Para partir con ella mi dolor.

Como en la sacra soledad del templo Sin ver á Dios se siente su presencia, Yo presentí en el mundo tu existencia, Y, como á Dios, sin verte, te adoré.

Y demandando sin cesar al cielo La dulce compañera de mi suerte, Muy lejos yo de ti, sin conocerte En la ara de mi amor te levanté.

No preguntaba ni sabía tu nombre. ¿En dónde iba á encontrarte? Lo ignoraba; Pero tu imajen dentro el alma estaba, Más bien presentimiento que ilusión.

Y apenas te miré... tú eras el ánjel Compañero ideal de mi desvelo, La casta virjen de mirar de cielo Y de la frente pálida de amor.

Y la primera vez que nuestros ojos Sus miradas magnéticas cruzaron, Sin buscarse, las manos se encontraron Y nos dijimos « te amo » sin hablar. Un sonrojo purísimo en tu frente, Algo de palidez sobre la mía, Y una sonrisa que hasta Dios subía... Así nos comprendimos... nada más.

¡ Amémonos, mi bien! En este mundo Donde lágrimas tantas se derraman, Las que vierten quizá los que se aman Tienen yo no sé qué de bendición. ¡ Amémonos, mi bien! Tiendan sus alas Dos corazones en dichoso vuelo; Amar es ver el entreabierto cielo Y levantar el alma en asunción.

Amar es empapar el pensamiento
En la fragancia del Edén perdido;
Amar es... amar es llevar herido
Con un dardo celeste el corazón.
Es tocar los dinteles de la gloria,
Es ver tus ojos, escuchar tu acento,
En el alma sentir el firmamento
Y morir á tus piés de adoración.

¡ Háblame! Que tu voz, eco del cielo, Sobre la tierra por do quier me siga... Con tal de oir tu voz, nada me importa Que el desdén en tu labio me maldiga.

¡ Mírame!... Tus miradas me quemaron, Y tengo sed de ese mirar, eterno... Por ver tus ojos, que se abrase mi alma De esa mirada en el celeste infierno.

¡Ámame!... Nada soy... pero tu diestra Sobre mi frente pálida un instante, Puede hacer del esclavo arrodillado El hombre rey de corazón jigante.

Tú pasas... y la tierra voluptuosa Se estremece de amor bajo tus huellas, Se entibia el aire, se perfuma el prado Y se inclinan á verte las estrellas.

Quisiera ser la sombra de la noche Para verte dormir sola y tranquila, Y luego ser la aurora... y despertarte Con un beso de luz en la pupila.

Soy tuyo, me posees... un solo átomo No hay en mi ser que para ti no sea: Dentro mi corazón eres latido, Y dentro mi cerebro eres idea. ¡Oh! por mirar tu frente pensativa Y pálido de amores tu semblante; Por sentir el aliento de tu boca Mi labio acariciar un solo instante;

Por estrechar tus manos virjinales Sobre mi corazón, yo de rodillas, Y devorar con mis trementes besos Lágrimas de pasión en tus mejillas;

Yo te diera... no sé...; no tengo nada!...

— El poeta es mendigo de la tierra —

¡ Toda la sangre que en mis venas arde!

¡ Todo lo grande que mi mente encierra!

Mas no soy para ti...; Si entre tus brazos La suerte loca me arroja un día, Al terrible contacto de tus labios Tal vez mi corazón... se rompería!

Nunca será... Para mi negra vida La inmensa dicha del amor no existe... Sólo nací para llevar en mi alma Todo lo que hay de tempestuoso y triste.

Y quisiera morir... ¡ pero en tus brazos, Con la embriaguez de la pasión más loca, Y que mi ardiente vida se apagara Al soplo de los besos de tu boca!

# EN EL BAÑO

Alegre y sola en el recodo blando Que forma entre los árboles el río, Al fresco abrigo del ramaje umbrío Se está la niña de mi amor bañando.

Traviesa con las ondas jugueteando El busto saca del remanso frío, Y ríe y salpica de glacial rocío El blanco seno, de rubor temblando.

Al verla tan hermosa, entre el follaje El viento apenas susurrando jira, Salta trinando el pájaro salvaje,

El sol más poco á poco se retira; Todo calla... y Amor, entre el ramaje, Á escondidas mirándolo, suspira.

#### CUANDO ME DEJAS

« No te apartes de mí. Cuando me dejas Mi corazón suspende su latir, Me ausento de mí mismo si te alejas, Todo mi corazón se va tras ti.

Se van mis ojos tras tu grata sombra, Sueña mi oído con tu dulce voz, El labio calla, el corazón te nombra, Y mi vida suspéndese veloz.

Mas apenas escucho la armonía Del leve paso de tu pie jentil, Despierta conmovida el alma mía Y siento que la vida vuelve á mí. »

Porque te amo con todos los amores Que darse puedan bajo el cielo azul; Como se aman las aves y las flores, Como se aman los cielos y la luz.

Como se ama la ilusión perdida, Como se ama la dicha que pasó, Como aman cuantos aman en la vida, Con todos los amores te amo yo.

*j Ámala!* dijo Dios, cuando me daba Tan rico de ternura el corazón, Y yo sin conocerte te buscaba Con la mística fe de mi ilusión.

Y te buscaba mi deseo sin calma, Y preguntaba al mundo, como á Dios: ¿ En dónde mi alma encontrará su alma? ¿ Dónde mi amor encontrará su amor?
¿ Me oíste?... No lo sé; mas como estrella
Entre la sombra, aparecer te vi.
¡ Te amo! me dijo tu mirada bella,
Y todo el cielo descendió hasta mí.

Y me sonrió tu labio cariñoso, De inmensa dicha el corazón jimió, Y un beso mudo, largo, tembloroso Nuestras férvidas almas desposó.

### TARDE SERENA

Esta vida ¿ es don del cielo Que debemos bendecir? ¿Ó venimos á este suelo Para llorar y morir? ¡Don del cielo!¿ Por qué no? Alzo mi frente y comtenplo Que el universo es un templo Que el Criador se levantó.

¡ Es tan azul el espacio, El aire tan trasparente, Lleva la tarde en su frente Tantas gasas de topacio!

El horizonte dilata Su franja azul á lo lejos, Azul como los espejos Del golfo que le retrata.

Blancos penachos de espuma Ajita la mar sonora, Y la onda se tuerce y llora Bajo su manto de bruma.

Allá por el valle umbrío, Como una cinta de acero, Pasa lijero, lijero, Sonando apenas, el río,

Y llevando en el cristal Escamado de sus olas Las deshojadas corolas De las flores del juncal. Todo en el bosque es aromas, Todo solemne murmullos, Y músicas y arrullos De brisas y de palomas.

Y se va apagando el día, Y va suspirando el viento, Y se llena el pensamiento Con la imajen de María.

¡ Qué dicha la de sentir Dulce, profunda, secreta, Una pasión de poeta Imposible de decir!

Pasión á un tiempo nacida Al cambiar una mirada, Como ninguna sentida. Como ninguna premiada.

¡Qué dicha la de soñar En este mísero suelo Con una virjen del cielo Y junto á ella despertar!

Y en voluptuoso sopor, En su regazo adormido, Oir el suave latido Que está murmurando *Amor*.

¡Amor! ¡Palabra divina!
Parece que de improviso
Al pronunciarla nos abre
Sus puertas el Paraíso!
Si quien la sueña delira,
Si quien la balbute canta,
Si quien la dice levanta
Una nota que suspira
Con música más süave
Que el sonido de la lira
Ó que los trinos del ave.

Hay en ella sentimiento, Hay en ella bendición, Y no sé qué vago acento De tristeza y de pasión, Que hace vibrar conmovidas Las fibras más escondidas Del ardiente corazón.

La vidą, esta rapidez Que nos arrastra en la tierra, Este minuto que encierra Niñez, juventud, vejez; ¿ Cómo puede ser bastante Á la expansión infinita Que para su amor jigante El corazón necesita? ¡Qué!... ¿Lo eterno en un instante? ¿Lo inmenso en lo que es pequeño? En la muerte lo inmortal? ¿La realidad en su sueño? ¿El cielo en lo terrenal? Oh! yo quisiera, quisiera Que en la espuma de las olas, Oue en la ráfaga lijera Del olor de las corolas. Oue en las alas de la nube. Oue en las del condor sereno Oue cerca los astros sube, Que en las del rápido trueno Se perdiera el alma mía... Para sentir la grandeza De embriagarme en la poesía De la gran naturaleza; Y así, como en un abrazo Ideal, sublime y bendito, Abarcar la Creación En el amor infinito

Oue llevo en mi corazón.

#### NUPCIAL

En el regazo frío
Del remanso escondido en la floresta,
Feliz abandonaba
Su hermosa desnudez el amor mío
En la hora calurosa de la siesta.
El agua que temblaba
Al sentirla en su seno, la ceñía
Con voluptuoso abrazo y la besaba,
Y á su contacto de placer jemía
Con arrullo tan suave y deleitoso,
Como el del labio virjinal opreso
Por el férvido labio del esposo
Al contacto nupcial del primer beso.

La onda lijera desparcía jugando
La cascada jentil de su cabello,
Que luego en rizos de ébano flotando
Bajaba por su cuello;
Y cual ruedan las gotas de rocío
En los tersos botones de las rosas,
Por el seno desnudo así rodaban
Las gotas temblorosas.
Tesoro del amor el más precioso
Eran aquellas perlas;
¡Cuánto no diera el labio codicioso
Trémulo de placer por recojerlas!
¡Cuál destacaba su marfil turjente
En la onda semi-oscura y trasparente
Aquel seno bellísimo de diosa!

¡ Así del cisne la nevada pluma En el turbio cristal de la corriente, Así deslumbradora y esplendente Venus rasgando la marina espuma!

Después, en el tranquilo Agreste cenador, discreto asilo Del intimo festin, lánguidamente Sobre mí descansaba cariñosa La desmayada frente, En suave palidez ya convertida La color que antes fuera, deliciosa, Leve matiz de nacarada rosa Que la lluvia mojó. Mudos los labios De amor estaban al acento blando; ¿Para qué la palabra si las almas Se estaban en los ojos adorando? ¡Si el férvido latido Que el albo seno palpitar hacía Decíale al corazón... lo que tan sólo Ebrio de dicha el corazón oía?

Salimos, y la luna vagamente
Blanqueaba ya el espacio.
Perdidas en el éter trasparente
Como pálidas chispas de topacio
Las estrellas brillaban... las estrellas
Que yo querido habría
Para formar con ellas
Una corona á la adorada mía.
En mi hombro su cabeza, y silenciosos
Porque idioma no tienen los dichosos,
Nos miraban pasar estremecidas

Las encinas del bosque, en donde apenas Lánguidamente suspiraba el viento, Como en las horas del amor serenas Dulce suspira el corazón contento.

Ardiente en mi mejilla de su aliento Sentía el soplo suavisimo, y sus ojos Muy cerca de mis ojos, y tan cerca Mi ávido labio de sus labios rojos, Que rauda y palpitante Mariposa de amor el alma loca, En las alas de un beso fujitivo Fué á posarse en el cáliz de su boca...

¿Por qué la luna se ocultó un instante Y de los viejos árboles caía Una sombra nupcial agonizante? El astro con sus ojos de diamante Al través del follaje ¿qué veía?...

Todo callaba en derredor, discreto.
El bosque fué el santuario
De un misterio de amor, y sólo el bosque
Guardará en el recinto solitario
De sus plácidas grutas el secreto
De aquella hora nupcial, cuyos instantes
Tornar en siglos el recuerdo quiso...

¿ Quién se puede olvidar de haber robado Su única hora de amor al Paraíso?

#### TU SOL

¿Por qué indeciso tu vuelo, Ya va á la tierra, ya al cielo? Busca un sol..... L. Rayingz.

Y no buscaste un sol, no; le tenías Dentro tu corazón, y ya el instante De su féliz oriente presentías.

¡Ese sol era Amor! Astro fecundo Que el corazón inflama Y con su fuego iluminando el mundo Como un sol en el alma se derrama. Ante él los sueños de la fe benditos, Las blancas ilusiones, la esperanza Y del alma la virjen poesía, Todo en enjambre celestial se lanza Á hacer en torno al corazón el día.

Así también el sol del firmamento
Fúljido al asomar. La flecha de oro
De su rayo primer rasga el espacio.
En el pálido azul del éter vago
Las últimas estrellas
Cintilan en sus limbos de topacio,
Tiemblan, se apagan tímidas... y luego
El astro rey desde el confín profundo
Sacude sobre el mundo
Su cabellera espléndida de fuego.

Como bocas amantes
Que se aprestan al beso voluptuosas,
Entreabren palpitantes
Su incensario de púrpura las rosas.
Las brisas se levantan
Á despertar los pájaros dormidos
En el tibio regazo de sus nidos,
Y ellos, alegres, despertando cantan.
Y cantando despiertan
El inquieto rumor de los follajes,
Y el bosque todo, saludando al día,
Desata la magnífica armonía
De sus himnos solemnes y salvajes.

Y todo es vida rebosando amores
Y todo amores rebosando vida.
Desde el trémulo seno de las flores
Cargadas de rocío;
Desde el murmullo del cristal del río;
Y el retumbo soberbio de los mares;
Desde la excelsa cumbre de los montes
Y el azul de los anchos horizontes
Hasta la inmensidad del firmamento,
Es todo luz, perfumes y cantares,
Es todo amor, y vida y movimiento.

Tu sol, el de tu amor, por mucho tiempo Dentro de tu alma retardó su oriente; Por mucho tiempo su divino rayo No iluminó sobre tu rejia frente Las lindas flores de tu rico mayo. Por mucho tiempo en vano la belleza Te revistió de sus preciosas galas, Y en torno de tu espléndida cabeza Impaciente el Amor batió sus alas. Por mucho tiempo así.

Llegó el momento, La ansiada aurora, el despertar fecundo; Y tú lo sabes bien... dentro de mi alma Ante el sol de tu amor, alzóse un mundo.

El mundo de mi loca fantasía,
Mi mundo de poeta,
Un pedazo de cielo que se abría
En la región del alma más secreta,
Un enjambre de sueños voladores
En torno de dos almas cariñosas,
Y del alba á los tibios resplandores
Un escondido tálamo de rosas
Para el sueño nupcial de los amores.
Un cáliz desbordado de embriagueces,
De inmortales delicias,
Un torrente de besos, de suspiros,
De lágrimas de amor y de caricias.

¡Ah! ¿dónde estaba de mi lira ardiente La orgullosa canción que supe un día? ¿Dó la palabra que bañado en fuego Al oído feliz de la belleza En otro tiempo modular sabía? ¿Dó las flores jentiles que el poeta Al pasar la Hermosura derramaba Con musa fácil, juvenil é inquieta?

¿Dónde estaba mi audacia en otro tiempo, En otro tiempo tan feliz y loca?... Ante el sol del amor que vi en tus ojos, Cayó á tus piés mi adoración de hinojos, Mi alma tembló, y enmudeció mi boca.

# BAJO LAS PALMAS

Morena por el sol del mediodía Que en llama de oro fúljido la baña, Es la agreste beldad del alma mía, La rosa tropical de la montaña.

Dióle la selva su belleza ardiente, Dióle la palma su gallardo talle; En su pasión hay algo del torrente Que se despeña desbordado al valle.

Sus miradas son luz, noche sus ojos, La pasión en su rostro centellea, Y late el beso entre sus labios rojos Cuando desmaya su pupila hebrea.

Me tiembla el corazón cuando la nombro, Cuando sueño con ella me embeleso, Y en cada flor con que su senda alfombro Pusiera una alma como pongo un beso.

Allá en la soledad, entre las flores, Nos amamos sin fin á cielo abierto, Y tienen nuestros férvidos amores La inmensidad soberbia del desierto.

Ella, la rejia, la beldad altiva Soñadora de castos embelesos, Se doblega cual tierna sensitiva Al aura ardiente de mis locos besos.

Y tiene el bosque voluptuosa sombra, Profundos y selvosos laberintos, Y grutas perfumadas, con alfombra De eneldos, y tapices de jacintos. Y palmas de soberbios abanicos Mecidos por los vientos sonorosos, Aves salvajes de canoros picos Y lejanos torrentes caudalosos.

Los naranjos en flor que nos guarecen Perfuman el ambiente, y en su alfombra Un tálamo los musgos nos ofrecen De las gallardas palmas á la sombra.

Por pabellón tenemos la techumbre Del azul de los cielos soberano. Y por antorcha de himeneo la lumbre Del espléndido sol americano.

Y se oyen tronadores los torrentes Y las aves salvajes en concierto, En tanto celebramos indolentes Nuestros libres amores del desierto.

Los labios de los dos, con fuego impresos, Se dicen el secreto de las almas; Después... desmayan lánguidos los besos... Y á la sombra quedamos de las palmas.

# BESOS

I

#### PRIMER BESO

— « La luz de ocaso moribunda toca
Del pinar los follajes tembladores,
Suspiran en el bosque los rumores
Y las tórtolas jimen en la roca.

Es el instante que el amor invoca; Ven junto á mí; te sostendré con flores Mientras roban volando los Amores El dulce beso de tu dulce boca. »—

La virjen suspiró: sus labios rojos Apenas *yo te amo* murmuraron, Se entrecerraron lánguidos los ojos,

Los labios á los labios se juntaron, Y las frentes, bañadas de sonrojos, Al peso de la dicha se doblaron.

II

UN BESO NADA MÁS

Bésame con el beso de tu boca, Cariñosa mitad del alma mía, Un solo beso el corazón invoca, Que la dicha de dos... me mataría.

¡ Un beso nada más!... Ya su perfume En mi alma derramándose, la embriaga; Y mi alma por tu beso se consume Y por mis labios impaciente vaga.

¡ Júntese con la tuya!... Ya no puedo Lejos tenerla de tus labios rojos... ¡ Pronto!... ¡ dame tus labios!... ; tengo miedo De ver tan cerca tus divinos ojos!

Hay un cielo, mujer, en tus abrazos; Siento de dicha el corazón opreso... ¡Oh!; sostenme en la vida de tus brazos Para que no me mates con tu beso!

### Ш

#### EN EL JARDÍN

Ella estaba turbada y sonreía, Él le hablaba en la sombra á media voz; Solo estaba el jardín, y la algazara Del baile se escapaba del salón.

Al través de las hojas las estrellas Lanzaban temblorosas su fulgor... Yo no sé cómo fué, mas sin pensarlo Se encontraron los labios de los dos.

Y encontrarse los labios cariñosos De dos que se aman con inmenso amor, Es sentir que dos almas, que dos vidas Se confunden en una y van á Dios.

¡ Sonrisa de mujer, tú eres aurora! ¡ Beso de la mujer, tú eres un sol!... ¡ Qué dulces son tus besos, vida mía! ¡ Qué hermoso es el amor!

### IV

#### TU CABELLERA

Déjame ver tus ojos de paloma Cerca, tan cerca que me mire en ellos; Déjame respirar el blando aroma Que esparcen destrenzados tus cabellos.

Déjame así, sin voz ni pensamiento, Juntas las manos y á tus piés de hinojos, Embriagarme en el néctar de tu aliento, Abrasarme en el fuego de tus ojos.

Pero te inclinas... La cascada entera Cae de tus rizos lüengos y espesos... ¡ Escóndeme en tu negra cabellera Y déjame morir bajo tus besos!

### $\mathbf{v}$

### EL BESO DEL ADIÓS

Era el instante del adiós : callaban, Y sin verse las manos se estrechaban Inmóviles los dos.

Almas que al separarse se rompían, Temblando y sin hablarse se decían: « He aquí el instante del postrer adiós. »

Doliente como el ánjel del martirio Ella su frente pálida de lirio Tristísima dobló; Quiso hablar, y el sollozo comprimido Su pecho desgarró con un jemido Que el nombre idolatrado sofocó.

Y luego con afán, con ansia loca Tendió sus manos y apretó su boca Á la frente de él. Fué un largo beso trémulo... y rodaba De aquellos ojos que el dolor cerraba Copioso llanto de infinita hiel.

Él lo sintió bañando sus mejillas, Y cayó conmovido de rodillas... Sollozaban los dos. Y en un abrazo delirante presos Confundieron sus lágrimas, sus besos, Y se apartaron... sin decirse adiós.

### VΙ

### EL ÚLTIMO BESO

Empujé, vacilando como un ebrio, La entrecerrada puerta. Había en la estancia jentes que lloraban, Y en medio de los cirios funerarios Ella...; mi vida!... muerta.

Pálido mármol que esculpió la Muerte Con su mano de hielo, La hermosura terrestre de la virjen Del abierto sepulcro por la entrada Se iluminaba con la luz del cielo.

Llegué, me arrodillé... y aquel jemido Que lanzó mi alma loca Hizo temblar la llama de los cirios... Después... no supe más... Un beso eterno Clavó á su frente mi convulsa boca.

Todo el llanto de mi alma, el duelo inmenso, ¡Oh niña! de perderte, Estaba en ese beso de la tumba... ¿Te lo llevó, verdad, llegando al cielo El ánjel de la muerte?

# ADIOSES

### NUESTRO ADIÓS

¡ Si no sabía llorar!... Jamas su frente Se dobló á los pesares. Fué siempre la mujer indiferente, La diosa á recibir acostumbrada Incienso de alabanza en sus altares.

Amor junto á ella humilde
Las alas plegó inquietas,
Y repitió á su óido suplicante
El cántico de amor de los poetas.
Y acaso el aura fría
De la noche besando sus cabellos,
En un vago sollozo le traía
Una voz de ultratumba en que jemía
El adiós postrimer de alguno de ellos.

Mas no sabía llorar...

Y aquella tarde, Una tarde sin luz, triste y lluviosa, Inclinó la cabeza silenciosa Así como las blandas florecillas Que hirió la tempestad. Los soberanos Ojos cubrióse con entrambas manos Y el llanto desbordó por sus mejillas.

Lloraba, sí, lloraba... de rodillas Yo traspasado de dolor le hablaba, Pero ella no me oía; ¡Callaba, sollozaba, se moría!... Sólo sentí su mano que temblaba Desesperada al estrechar la mía.

Era aquel nuestro adiós. Era el momento Solemne de pasión y de tormento De un amor inmortal. Eran dos almas Locamente estrechadas en el fuerte Nupcial abrazo de una sola vida, Que separaba, haciéndolas pedazos, La mano inexorable de la suerte Con el fúnebre adiós de la partida.

Y lloraba en mis brazos; y lloraba Con tan triste y profundo desconsuelo, Que en tan lúgubre tarde parecía Que al mirarla llorar lloraba el cielo Y que por ella se enlutaba el día.

Y mojaba la lluvia su semblante, Su semblante tan pálido y tan bello, Y el viento de la tarde sollozante Ajitaba en desorden su cabello. Yo le hablaba, le hablaba... no me oía... Solamente su mano temblorosa Se estrechaba convulsa con la mía.

Así fué nuestro adiós... Toda mi alma Dejé en sus labios con pasión opresos, Y me traje la suya, que bebieron En sus ardientes lágrimas mis besos.

NO... NO TE DIGO ADIÓS

¿ Por qué vienes así, mi enamorada,

Cuando dormido estoy? ¿ Cuando con lazos Invisibles el sueño ata mis brazos Y no puedo apretarte al corazón? ¿ Por qué vienes así cuando mis labios Cierra el sueño también, y busco ansioso Sin poderle encontrar, el cariñoso Acento con que te habla mi pasión?

¿Por qué vienes así?...; Sabes acaso Que son las de la noche las hermosas Horas de las estrellas misteriosas, Y, estrella del amor, surjes también? ¿Por qué sabes que la hora de los sueños Es la hora en que los ánjeles sin nombre Bajan del cielo á visitar al hombre Con su ala de oro á protejer su sien?

¿Por qué vienes así, pálida mía, Con tus ojos de amor sobre mis ojos, Y con temblor de besos en los rojos Labios que apagan en el mío la voz? ¿Por qué son tan dolientes tus abrazos? ¿Por qué tanto sollozo y duelo tanto, Y al besarme me mojas con tu llanto, Y sólo sabes la palabra adiós?....

No es un adiós el que mi voz te deja, Llorosa vida mía, Que adiós es la tristísima palabra De la ausencia sombría.

Que adiós es el sollozo que se arranca Del corazón herido, Que adiós es el saludo de la muerte, La cifra del olvido. l No, no te digo adiós! Para nosotros Palabra tal no existe; La boda de las almas es eterna Cuando amor las asiste.

Y lo que llaman en el mundo ausencia, Distancia, despedida, Para aquellos no son que sólo forman Una alma y una vida.

Para aquellos no son que, al fuego vivo De los labios impresos, Cual nosotros sus almas desposaron En tálamo de besos.

No, no te digo adiós... ¿ Quién de sí mismo Se ausenta y se despide ? Cómo puedo á mi propio pensamiento Decir que no me olvide ?

No se mira sin luz, y sin ambiente El pecho se sofoca, Y mi luz son tus ojos, y mi aliento Los besos de tu boca.

Yo soy tan sólo corazón, y tú eres Su sangre y su latido, ¿Cómo á mi mismo corazón pudiera Dejar en el olvido?

Idénticas, mezcladas, confundidas Cual la llama y su luz, Nuestras almas no saben siendo una Si eres yo, si soy tú.

Y antes yo pensaré sin pensamiento Y veré sin mirada, Que no llevar dentro de mi alma, eterna, El alma cariñosa de mi amada.

#### DESPEDIDA

Cuando aún ayer...; ayer!... enajenado Reposaba en mi pecho tu cabeza, Y mirando tus ojos, extasiado, Olvidaba en tu labio nacarado Con besos y sonrisas mi tristeza;

¿Cómo entonces pensar que llegaría Esta hora de dolor, negra, sin nombre, Que del alma las fuentes abriría, Y en lágrimas de hiel, lágrimas de hombre, Tu frente inmaculada bañaría?....

Ayer... ayer, bañaban los amores Tu semblante con púdicos sonrojos; Hoy... ya borran tan plácidos colores La mortal palidez de los dolores Y el llanto inagotable de tus ojos.

Es muy breve la vida pasajera
Para que con mi amor todo te ame;
Mas en la eternidad mi alma te espera...
Dame el último adiós... tus labios dame...
Y acuérdate de mí cuando me muera.

Si en este instante de supremo duelo, Si en esta inolvidable despedida Una gota cupiera de consuelo, La tendría para llenar mi vida: Un beso y una lágrima...; Hasta el cielo!

### ADIÓS Á JALAPA.

Tierra de bendición, tierra querida, Para siempre quizá de ti me alejo, Y con mi adiós te dejaría mi vida Pues que del alma la mitad te dejo.

Adiós tu azul y trasparente cielo, Y la sombra nupcial de tus palmares, Y allá de tus confines tras el velo La línea opaca de los vagos mares.

Adiós, Jalapa, lánguida paloma Que reposa á la marjen de la fuente, Entre los bosques de fragante aroma, Al ruido sonoroso del torrente.

El ánjel de la noche misterioso Bajo su negro pabellón de estrellas Te besa con el beso del esposo, Abre sus alas y te aduerme en ellas.

Y la aurora te encuentra todavía Envuelta en los cendales de la niebla, Hasta que te despierta la armonía Con que el zenzontli tu recinto puebla.

Eres grata y jentil como la palma Del desierto en la arena abrasadora, Fuente á do llega enamorada el alma La sed á mitigar que la devora.

Por eso te idolatra quien te mira, Y no te olvida quien de ti se aleja, Y en cada adiós que el corazón suspira Algo del mismo corazón te deja. ¡Cuántas veces al rayo de tu luna Cercado de mis dulces ilusiones, He soñado la gloria y la fortuna Al arrullo de amor de mis canciones!

¡Cuántas veces sintiendo por mi frente Los besos de tu brisa perfumada, Algo divino descendió á mi mente Iluminando el ánima turbada!

¡ Cuántas veces entonces el arpa mía Cayó á mis plantas impotente y rota... Que decir á los hombres no sabía La voz del cielo que en tus auras flota!

¡Cuántas veces también el alma quiso Al verte á ti, jardín de las delicias,! La mujer sin rival del Paraíso Para morir de amor con sus caricias!

Y la encontré tal vez... y vi su sombra En el misterio de la noche en calma... Una mujer...; mi boca no la nombra Pero la llevo aquí, dentro del alma!

¡Una mujer!.... la crió mi fantasía, La soñó mi ilusión, mi amor ansióla, La encontré, la adoré, la llamé mía, Y en mi alma vive refuljente y sola.

Única fe que el corazón cautiva, Yo la idolatro con mi vida entera, Con inmensa pasión mientras que viva, Con infinito amor cuando me muera. Y te dejo también, luz de mi cielo, Única flor de mi desierta vida; Solo y perdido en apartado suelo ¿Qué hará mi alma entre los dos partida?

Sin ti ¿ qué seré yo?... Sombra que vaga En medio de la noche del desierto, Lámpara de esperanza que se apaga, Corazón ¡ ay! en desamparo muerto.

Cuando esté lejos de tus ojos bellos, Ojos divinos que por mí lloraron, Acuérdate ; ay! que con pasión en ellos Mis labios tantas lágrimas secaron...

Acuérdate ; ay ! que con la fe del niño Me entrego de tu amor á la confianza, Que es la vida de mi alma tu cariño Y el alma de mi vida tu esperanza.

Acuérdate ¡ ay ! que tu celeste nombre Le solloza mi labio balbuciente, Que mi primera lágrima de hombre Al decirte mi adiós, cae en tu frente...

Adiós, Jalapa, búcaro de rosas, Manantial á la sombra de la palma, Rejión de los ensueños, de las diosas, Y de las dichas que idolatra el alma.

Quédate, adiós, encantadora tierra De mi fe, de mi amor, de mi ventura... Hondo sollozo mi garganta cierra Al decirte el adiós de mi ternura.

Acaso ya jamás... jamás — ¡quién sabe! Á verte volveré, suelo querido; Tal vez mi vida solitaria acabe Lejos, muy lejos de mi Edén perdido. Adiós, la última vez, tierra querida, Nido primaveral de mis amores, Que vuelva á verte... y á encontrar, perdida, Una modesta tumba, entre tus flores.

### ADIÓS.

Adiós para siempre, mitad de mi vida, Una alma tan sólo teníamos los dos; Mas hoy es preciso que esta alma divida La amarga palabra del último adiós.

¿ Por qué nos separan? ¿ No saben acaso Que pasa la vida cual pasa la flor? Cruzamos el mundo como aves de paso... Mañana la tumba ¿ por qué hoy el dolor?

¿La dicha secreta de dos que se adoran Enoja á los cielos, y es fuerza sufrir? ¿Tan sólo son gratas las almas que lloran Al torvo destino?... ¿La ley es morir?...

¿ Quién es el destino?... Te arroja á mis brazos, En mi alma te imprime, te infunde en mi ser, Y bárbaro luego me arranca á pedazos El alma y la vida contigo... ¿ por qué?

Adiós... es preciso. No llores... y parte. La dicha de vernos nos quitan no más; Pero un solo instante dejar de adorarte, Hacer que te olvide ¿lo pueden?... ¡Jamás!

Con lazos eternos nos hemos unido; En vano el destino nos hiere á los dos... ¡Las almas que se aman no tienen olvido, No tienen ausencia, no tienen adiós!

# AUSENCIA

¡Quién me diera tomar tus manos blancas Para apretarme el corazón con ellas, Y besarlas... besarlas, escuchando De tu amor las dulcísimas querellas!

¡ Quién me diera sentir sobre mi pecho Reclinada tu lánguida cabeza, Y escuchar, como enantes, tus suspiros, Tus suspiros de amor y de tristeza!

¡ Quién me diera posar casto y süave Mi cariñoso labio en tus cabellos, Y que sintieras sollozar mi alma En cada beso que dejara en ellos!

¡Quién me diera robar un solo rayo De aquella luz de tu mirar en calma, Para tener al separarnos luego Con que alumbrar la soledad del alma!

¡Oh! quién me diera ser tu misma sombra, El mismo ambiente que tu rostro baña, Y, por besar tus ojos celestiales, La lágrima que tiembla en tu pestaña.

Y ser un corazón todo alegría, Nido de luz y de divinas flores, En que durmiese tu alma de paloma El sueño virjinal de sus amores. Pero en su triste soledad el alma Es sombra y nada más, sombra y enojos... ¿Cuándo esta noche de la negra ausencia Disipará la aurora de tus ojos?....

# SOÑANDO

Anoche te soñaba, vida mía.
Estaba solo y triste en mi aposento,
Escribía... no sé qué; mas era algo
De ternura, de amor, de sentimiento.
Porque pensaba en ti. Quizá buscaba
La palabra más fiel para decirte
La infinita pasión con que te amaba.

De pronto, silenciosa,
Una figura blanca y vaporosa
Á mi lado llegó... Sentí en mi cuello
Posarse dulcemente
Un brazo cariñoso, y por mi frente
Resbalar una trenza de cabello.
Sentí sobre mis labios
El puro soplo de un aliento blando,
Alcé mis ojos y encontré los tuyos
Que me estaban, dulcísimos, mirando.
Pero estaban tan cerca que sentía
En yo no sé qué plácido desmayo.
Que en la luz inefable de su rayo
Entraba toda tu alma hasta la mía.

Después, largo, süave Y rumoroso apenas, en mi frente Un beso melancólico imprimiste, Y con dulce sonrisa de tristeza Resbalando tu mano en mi cabeza En voz baja, muy baja, me dijiste: — « Me escribes y estás triste Porque me crees ausente, pobre amigo; Pero ¿no sabes ya que eternamente Aunque lejos esté, vivo contigo? »

Y al despertar de tan hermoso sueño Sentí en mi corazón plácida calma; Y me dije: es verdad...; eternamente!... ¿Cómo puede jamás estar ausente La que vive inmortal dentro del alma?

## TU IMAJEN

Tu imajen vino á visitarme en sueños; Sentí un aliento acariciar mi frente, Y luego un labio trémulo y ardiente Que buscaba mi labio... y desperté. La sombra nada más, la triste sombra, La muda soledad, la negra calma Imajen de la noche de mi alma, Esto tan sólo al despertar hallé.

Ah! Si en la noche de la triste ausencia No me sonriera la esperanza hermosa De que en tu seno, vírjen cariñosa, El sueño de la dicha he de dormir; Yo me hundiera en mi lóbrega tristeza Hasta llegar al seno de la muerte; Porque no puedo ya vivir sin verte, Porque amar y estar lejos, es morir.

Pero, al menos, tú sabes que te amo Con un amor que la Creación llenara, Con un amor que el ánjel envidiara Si no fueras un ánjel tú también. Si dueño fuera de la tierra toda, La tierra toda ante tus pies pusiera... Si fuera Dios...; hasta los cielos diera Por sólo un beso en tu divina sien!

Mis noches son para soñar tu imajen, Tu imajen es para encantar mi vida, Mi vida para ti, virjen querida, Y tú para mi eterna adoración. Tú, caricia dulcísima del alma, Tú, beso de los cielos desprendido Y en medio de mis lágrimas caído Aquí, dentro mi mismo corazón.

¡Oh! ven á mí! Mi vida solitaria Se acaba, se consume en el hastío; Necesito de ti, dulce bien mío, Necesito de ti para vivir. Es tu sombra la luz de mi camino, Sin ti me siento el corazón ateo; Me estoy muriendo porque no te veo, Porque amar y estar lejos, es morir.

¡Oh! si me amas también, si también lloras; Si á tu lado buscándome suspiras; Si sientes este fuego que me inspiras, Alma de mi alma enamorada, ¡ven! Ven á mi pecho, si en el tuyo viva Ardiendo está de la pasión la hoguera!... ¡Oh! ¡ven á mí! mi corazón te espera, Que ardiendo está mi corazón también.

Te veo en mi sueño...; Y en mi sueño, loco, Temblando el alma de pasión, te llamo! Y te grito...; que te amo!; Que soy tu dueño, que tu esclavo soy!; Que instante tras instante de mi vida, Del corazón latido tras latido, Para volar á ti se han desprendido, Y que sin vida, que sin alma estoy!

Te llamo en sueños... y venir te siento... El ruido de tu paso me estremece, Y mi frente abrasada palidece Al eco idolatrado de tu voz. Y siento que te acercas... que tu aliento Ardiente y suave mi mejilla toca, Y que juntas tu boca con mi boca... Y despierto... con fiebre el corazón.

¡ Ven!...; y una dicha buscaré suprema Para pagarte la que tú me dieres, Inundaré tu vida de placeres, Incendiaré de amor tu corazón! Y entonces, cuando loco, de tus labios Bebiendo esté torrentes de delicias, ¡ Mátame, por piedad, con tus caricias! Mátame entre tus brazos... de pasión!

# Á ROSARIO

¡ Qué!... ¿ porque nada el porvenir me guarde Buscaré, luchador desfallecido, El rincón solitario del olvido Para morir allí triste y cobarde?

¡ Jamás, mi corazón, jamás!... Aún arde Bajo tu dura nieve comprimido El fuego de un volcán. No estás vencido, Y para combatir jamás es tarde.

Lucharé y venceré. Todo se inmola De amor ante el esfuerzo temerario; Y en mi alma, del amor bajo la aureola,

Como Dios en el ara del santuario, Bella, serena, indestructible y sola Resplandece la imajen de Rosario.

### VEN

¿ Me visita tu espíritu, amor mío? Yo no lo sé; pero tu imajen bella Vino á mi lado, y en el mundo vago Del sueño, anoche deliré con ella.

Era Chapultepec, y la ancha sombra Del canoso ahuehuetl nos daba abrigo, La luna llena iluminaba el bosque Y estábamos, mi vida, sin testigo.

Tú sabes lo demás... El alma mfa En su fiebre de amor feliz y loca, Á cada beso tuyo agonizaba En el nido de amores de tu boca.

¡Oh, ven, mi desposada! En el ramaje El rayo de la luna desfallece, Y Amor, el mismo Amor, tálamo blando En las hojas caídas nos ofrece.

Llegan allí, perdidos en las brisas Que el bosque perfumadas atraviesan, Arrullos de torcaces que se llaman, Suspiros de las hojas que se besan.

¡Oh, ven!... ¿ Adónde estás ?... Envíame loca En el aire que pasa tus caricias, Que yo en el aire beberé tus besos Y mi alma embriagaré con tus delicias. Ven á la gruta en que el placer anida, El viejo bosque temblará de amores, Suspirarán de amor todas la brisas Y morirán de amor todas las flores.

Apagará tus besos el susurro Del aura que suspira en los follajes, Y arrullarán tu sueño entre mis brazos Los himnos de los pájaros salvajes.

Y á la luz indecisa de la luna Allá á lo lejos, y de ti celosa, La antigua Diana, de los viejos bosques Diosa caída, vagará medrosa.

La noche azul nos brinda su misterio Y templo el bosque á nuestro amor ofrece; Mi alma te busca, mi pasión te espera Y ebrio de amor mi corazón fallece.

¡Oh, ven, mi seducción, mi cariñosa! Ven á la gruta en que el placer anida, Que la dicha no mata... y si me mata Tú con tus besos me darás la vida.

# NUESTRO AMOR

En medio el ancho mar soberbia roca Se yergue entre la bruma; En torno se sacude ruda y loca La turbulenta espuma.

La azota el huracán; del rayo torva Allí chispea la lumbre, Y el Dragón-Tempestad su dorso encorva Erizado en la cumbre.

La roca inmóvil se levanta en tanto Al beso de la nube, Y es, cuanto ruje, de su triunfo el canto Que de sus plantas sube.

Así, Rosario, nuestro amor sea roca Que inmóvil se levante; Y deja que á sus piés la envidia loca Ruja impotente y nuestro triunfo cante.

# HORAS DISPERSAS

Į

Escucha, dulce niña, Que pides al poeta Te diga de sus versos La inspiración secreta.

Suspiros ahoga el labio Que brota el corazón, Suspiros que son ayes De incógnito dolor.

Lágrimas que los ojos Suben á humedecer Y vuelven en el alma Ardientes á caer.

Palabras que no deben Los labios pronunciar Si aquella á quien se dicen No sabe qué es amar.

Mis versos son las flores Nacidas de mi llanto; De mis suspiros brotan Las notas de mi canto.

Entre esas flores tristes, En ese vago acento, Palpita todo un mundo De amor y sentimiento.

La voz que se levanta En mi alma solitaria Tiembla como un sollozo, Porque es una plegaria.

Llena de lo imposible Está mi mente loca, De lágrimas y besos Sedienta está mi boca.

Amaba la esperanza, Hoy el recuerdo adoro, Amor supremo y triste, Mi culto y mi tesoro.

Soñaba todo un mundo De amor y de grandeza, Hoy en la vida, solo, Me muero de tristeza.

Ignoro mi destino, Ignoro lo que quiero, Tan sólo sé que sufro, Tan sólo sé que muero.

Tú no comprendes, niña, Lo que mis versos son... Tampoco Ella comprende Lo que es mi corazón.

II

Vuelve á mi corazón, queda escondida, Ilusión imposible de mi vida, Ternura de poeta, pasión loca... Si no has de ser dichosa ni creída, Vive en mi corazón, calla en mi boca.

Ш

¿ Qué dice la ola Que va perdida? — Dice; no oyes? Yo soy la vida.

¿ Y qué la rosa Gala de un día? — ¿ No la oyes? dice : Soy la alegría.

¿ Y la ave en busca ' De otra rejión? — ¿ No va diciendo Soy ilusión?

; Y aquel lucero Que no se alcanza? — ; No dice acaso Soy esperanza?

¿ Y estas tinieblas En que me pierdo? — ¿ No las conoces? Son tu recuerdo.

¿ Y este sollozo De mi dolor? — Tú bien lo sabes, Ese es tu amor.

### IV

Soy una voz de lágrimas que cuenta La historia de un amor sin esperanza, Soy el jemido trémulo que lanza El alma sin fe ya.

Soy el recuerdo de una dicha, espectro Del alma en las rüinas escondido, Soy un inmenso corazón herido Que nadie curará.

### . **V**

Ilalláronse mis ojos Con otros ojos bellos, El beso de una virjen Pasó por mis cabellos, Y penetró en mi alma Y la llenó de luz.

Después... vino la noche. La noche sin luceros; Oí dentro mi pecho Sollozos lastimeros... Mi corazón estaba Clavado en una cruz.

VI

Mariposas celestes En lontananza, Son los vagos ensueños De la esperanza. Ay si corréis tras ellas, Almas ansiosas; Los niños nunca cojen Las mariposas.

Y si á cojerlas llegan, Quédales sólo De sus brillantes alas El polvo de oro; Como queda el recuerdo Del bien perdido, Cuando esperanza y dicha Nos han huído.

Que las almas son rosas; La dicha y la esperanza Son mariposas.

### VII

¿Cómo puede la alondra del valle Que pasa lijera En pos de otro clima, dudar que sus flores Le da primavera?

¿Cómo pueden las flores que se abren Al beso del día, Dudar que el sol de oro, su amante celeste, Su luz les envía?

¿Cómo el sol que en el cielo la mano Divina suspende, Dudar puede que el Dios de los astros Sus rayos enciènde?

¿Cómo puedo dudar que infelice De no verte muero? ¿Y tú cómo puedes, pedazo del alma, ¿Dudar que te quiero?

VIII

LA NIÑA

Si no te enoja, poeta, Mi curiosa pretensión, Quisiera leer una hoja Del álbum del corazón.

#### EL POETA

Pero, niña, si es un libro
Que ni divierte ni alegra,
Un libro en que cada página
Es una página negra.
Cuando á vivir empezamos
Son blancas las hojas todas,
Después vamos escribiendo
Coplas, sonetos y odas.
Hay pájinas que son versos
De música deliciosa,
Otras que son elejías,
Y otras muchas que son.... prosa.

LA NIÑA

Mas la pájina primera ¿No es la del amor quizás?

EL POETA

Es la portada del libro, El prólogo... nada más.

#### LA NIÑA

¡La esperanza es tan querida! Y cuando por fin se alcanza...

EL POETA

Es una pájina rota La que habla de la esperanza.

LA NIÑA

¿Pero la gloria, ese lauro Á cuya conquista arroja Todo su ser el poeta?

EL POETA

No hay en mi libro esa hoja.

LA NIÑA

Pero al menos la memoria De haberse querido tanto, La pájina de la dicha...

EL POETA

Está borrada con llanto.

LA NIÑA

Triste es, poeta, tu callada historia.

EL POETA

Siempre de luto el corazón está.

#### LA NIÑA

¿No hay siquiera fugaz en tu memoria El sueño de una dicha transitoria?...

#### EL POETA

¡La dicha!... Ni soñarla puedo ya.

### IX

¿Qué?... ¿mi corazón despierta Y ya sacudiendo altivo El polvo de su fe muerta Se alza con la herida abierta Pero palpitante y vivo?

¿Aún otra ilusión me inspira? ¿Aún brotarán en mi lira Las canciones del amor?... ¿Para hallar otra mentira? ¿Para hallar otro dolor?

### Χ

Como para el mundo un cielo, Como para el cielo un sol, Cual Dios, que no lo sería Si lo pudieran ser dos, Así para nuestras almas Existe sólo un amor Que por único y por grande Es sol, es cielo y es Dios.

### XI

Te he dado toda mi vida, Te he dado toda mi alma, Todo cuanto soy te dí; Y aún no he podido pagarte Lo que tú me has dado á mí.

#### XII

El alma que en la mirada Es caricia y embeleso, Se hace suspiro, y temblando Penetra al alma en un beso.

#### XIII

Triste es la tarde, sin luz el cielo. Niebla que pasas, ¿adónde vas? — Sólo Dios sabe mi incierto vuelo. Niebla, ¿qué eres?

- Sombra no más.

La noche llega, la flor se aduerme. Brisa que pasas con lento jiro, ¿Adónde vuelas?

- Voy á perderme.

Dime, ¿ qué eres?

- Soy un suspiro.

Es alta noche : grato beleño Cierra mis ojos, y en lontananza Un ánjel blanco miro en mi sueño. Ánjel, ¿quién eres?

— Soy la esperanza.

Así es la vida; niebla pasajera Que cruza vagabunda por la esfera Deshaciéndose en vaga lontananza.

Y nuestra dicha, frájil é indecisa, Un suspiro que pasa con la brisa, Y sueño nada más nuestra esperanza.

#### XIV

Allá cuando era joven, el alma en primavera, Soñando ya en amarte, mi dulce compañera,

Se desbordaba en flores

Y músicas de amor.

El aura de la vida unjía mi cabellera Con el celeste aroma de la esperanza en flor.

Entonces, una noche... el cielo nos veía Con su mirada de astros; la bóveda sombría Era un inmenso templo, El sacerdote, Dios.

Ante él tu fe me diste, ante él te dí la mía : Quedaron desposadas las almas de los dos.

Pero hoy... la noche es negra. La bóveda enluta-Es una inmensa tumba... Murió mi desposada,[da Perdióse en lo infinito El alma de mi amor.

El templo está desierto, la lámpara apagada, Y, solo, en las tinieblas solloza mi dolor.

### XV

Tú no supiste nunca
Lo que es el sentimiento
Inmenso, de ternura
Que guarda el corazón.
¿De qué me sirve el alma?
¿De qué mi pensamiento?...
Yo soy una hoja seca
Llevada del turbión.

En el ingrato mundo Mi vida es una ola Que no hallará más playa Do pueda descansar, Que una cercana tumba Abandonada y sola, Do nadie irá su llanto De amor á derramar.

#### XVI

Bajo la sacra bóveda del templo
Donde humea el incensario
Y el oro resplandece, si levanto
Mi ruego solitario,
El alma habla á su Dios en el santuario.

Pero en medio del bosque, en el desierto Donde vive la palma Ó á la orilla del mar, do resplandece Naturaleza en tempestad ó en calma, Es Dios quien habla al alma.

### XVII

Cuando después del fatigoso día Vengo paz á buscar bajo mi techo En los brazos del sueño, hay un fantasma Que se sienta á la orilla de mi lecho.

En vano quiero separar mis ojos De aquel fantasma que de luto viste; Allí está, siempre está, siempre me mira Inmóvíl, mudo, pavoroso, triste.

Y cae sobre mi espíritu el espanto; Pero evitar no puedo su presencia, Porque ese triste espectro de mis noches Está en mi propio ser... es mi conciencia.

#### XVIII

Corazón, ¿qué es lo que quieres? Amor, dolores, placeres, Ya de todo te sacié, Y sin embargo ; te mueres, Y no sabes ni de qué!...

#### XIX

En un abrazo inmenso confundo mis amores, Mujeres de delicias, mujeres de dolores, Mi infierno de placeres, Mi cielo de dolor.

Mis labios están hartos de lágrimas y besos. Y aún tiene sed el alma de no sé qué embelesos... ¿En dónde está la dicha? ¿En dónde está el amor?

#### XX

Sondead la tierra, y en el seno oscuro Donde guarda el abismo su tesoro, Envuelto en su ropaje de granito, En tosca piedra encontraréis el oro.

Sondead el mar... Las olas turbulentas Se ajitan con furor por esconderla, Pero bajad al fondo del Océano Y allá, en su concha, encontraréis la perla.

Sondead el cielo, y en lo más remoto. Donde tan sólo Dios deja su rastro. Del infinito en la perpetua noche, Mundo de luz, encontraréis el astro.

Sondead el corazón, hasta ese fondo Donde temblando la conciencia entra. Y de su abismo en la tiniebla impura Decidme, ¿qué se encuentra?...

#### XXI

¡ Qué dulce es el hogar! Lleno de sombra Mi corazón traía, Crucé el umbral de mi modesta casa Y ¡ cuán hermoso fulguraba el día!

¡Qué bueno es el hogar! Amargas iras Me anegaban el alma, Pero al besar las canas de mi madre Llené mi pecho de perdón y calma.

¡Qué tierno es el hogar! ¡Oh! euántas lágrimas En cariño infinitas, Sobre mi frente pálida cayeron Dulcísimas, temblantes y benditas.

¡ Qué santo es el hogar! Quizá mi labio El existir maldijo, Pero lloré, y creí con toda mi alma Cuando mi santa madre me bendijo.

### HXZ

Tú que pasas ruidosa y deslumbrante En carro de oro, entre el aplauso inmenso De la turba servil y el incienso Con que falaz lisonja te importuna, ¿Quién eres, cortesana?

- Soy la reina del mundo, la Fortuna.

Y tú, pálida virjen, tan hermosa, Que vas á pié, descalza y olvidada, De estrellas y de espinas coronada, Vuelta la espalda á la fortuna impía, ¿Quién eres, dulce virjen? — Hija del cielo soy, la Poesía.

### XXIII

¡Qué bosque tan feraz! Y cuán profuso En sombras, en misterio y en reposo! ¡Cómo cantan las aves y cuál rueda El agua fresca su raudal copioso!

Por falta de unas gotas de esa agua, Y de algo de esa sombra, en el desierto Jadeante, sin vigor, desesperado Cae el viajero muerto.

Ved esa caja en el rincón oculta De mísero desván...; cuánto tesoro! Tiemblan las manos del avaro, y ruedan Los diamantes revueltos con el oro.

Por falta nada más de una moneda De ese tesoro por que tantos jimen, Pálida al lupanar la virjen llama, Y marcha el hombre al crimen.

Estremece la bóveda del templo Del órgano la voz, grave y severa, Y el alma del creyente, conmovida, En su éxtasis ve á Dios, ruega y espera.

Por falta de una chispa, de una sola De esa divina fe, paz y consuelo, El hombre en su dolor á Dios olvida Y hasta se niega el cielo.

### XXIV

Hermosa y, como siempre, fujitiva, Á mi lado un instante el raudo vuelo Detuvo compasiva La Esperanza feliz, hija del cielo.

Posó su dulce labio en la sombría Pálida frente del poeta triste Y la encontró apagada, seca y fría Como la frente del que ya no existe. Buscó en sus ojos lágrimas, y estaban Áridos cual arena del desierto: Tocó su pecho ansiosa Y buscó el corazón... estaba muerto.

Entonces la Esperanza, hija del cielo. Lanzó un suspiro y prosiguió su vuelo.

De élla en pos, melancólico y sombrío, Con vuelo triste y lento Otro ánjel se acercó. Su vestidura Era más negra que la noche oscura Y de él en torno sollozaba el viento. La frente inanimada del poeta Besó también, pero con tal cariño Cual si fuese una madre que adurmiese En el regazo del amor su niño. Y luego con afán siempre materno, En su seno de sombras descansóla Como para dormir el sueño eterno.

Desde entonces reclino mi cabeza En el regazo maternal y tierno Del ánjel funeral de la Tristeza.

#### XXV

El viejo sol en su inmortal carrera Ha alumbrado al monarca y al guerrero, Al sabio, y al artista y al poeta, Al rico altivo, al sacerdote austero.

Ha alumbrado al apóstol y al creyente, Al inocente, al mártir y al justo, Y hasta al mismo Hombre-Dios en la figura Santa y hermosa de Jesús augusto.

Cuanto viviente ser dentro sus siglos La triste y vasta humanidad encierra, Ha visto el viejo sol... y no ha encontrado Un solo hombre feliz sobre la tierra.

### XXVI

¡Qué hermoso brilla el sol! Desque amanece Hasta que cae soberbio en el ocaso Fecunda, vivifica y resplandece. Pero el hombre infeliz, paso tras paso, Sin saber donde va jime y padece; Juguete miserable del acaso Todo le engaña, le escarnece y hiere Hasta que roto se doblega y muere.

#### XXVII

He gozado... si goce es la locura De soñar lo imposible, Y creerlo realizado, y estrellarse Contra algo infame, estúpido ó risible.

He sufrido... No sé desde qué hora Mi martirio comienza, Pero sé que he llorado, y que llorando. De mi propio dolor tuve vergüenza.

¡Vergüenza de encontrarme arrodillado Ante ídolos de lodo, Vergüenza de la farsa de la vida, Vergüenza de los hombres... y de todo!

llusión, amistad, amor... locuras Por que el hombre delira, Venid para escupiros á la cara El solo nombre que tenéis...; Mentira!

### XXVIII

No soy más que mi sombra... ya estoy muerto. Lo siento en esta calma Que hay en todo mi ser. Es un desierto Lo que llevo en el alma.

Tanto he querido y con pasión tan loca Que dejé, sin sentirlo en mi embeleso, Un poco de mi vida en cada boca, Un pedazo de mi alma en cada beso.

#### XXIX

¡No más vida, Señor, ya no más vida Cuando lloraba el alma dolorida Me nutría mi pesar. Ahora no sufro ya, no deseo nada; Pero tengo, Señor, mi alma cansada Y quiero reposar.

### XXX

Un viaje por un mar de tempestades Es la vida mortal; la tumba es puerto. Morir es regresar á nuestra patria... No se debe llorar por los que han muerto.

# SEGUNDA PARTE

# **GUIRNALDA**

(COMPOSICIONES ESCRITAS EN VARIOS ALBUMS)

Los versos son las flores que el alma del poeta De la jentil Belleza derrama en el altar; Yo cuelgo de mi lira guirnaldas de violeta Y á vuestros piés, hermosas, las vengo á deshojar.

## LA FORTUNA

Á ROSARIO P.

En su eurso voluble la Fortuna Todo cuanto me diera me quitó; Y la Miseria pálida y hambrienta Al umbral de mi puerta se sentó.

Y llegó la Amistad — la que en un día El festín de mis dichas presidió — Y aunque la dije ven, ella, espantada Al ver aquel espectro, se alejó.

Amor llegó también... Sellé mi labio, Porque temí que se alejara Amor; Pero él sin vacilar, bañado en lágrimas, Vino á mí presuroso... y me abrazó.

Y la Miseria pálida y hambrienta Que al umbral de mi puerta se sentó, Á la luz de aquel ánjel que lloraba, Ella...; la horrible arpía!... se embelleció.

# LAS FLORES

Á RAMONA

Las flores son un emblema Del niundo del sentimiento, Son álbum del pensamiento En sus horas de ilusión; Son pájinas en perfume Por dos almas descifradas, Son estrofas no cantadas Del poema del corazón.

En una flor recuerdos El corazón atesora; Sobre sus pétalos llora Su soledad el dolor; Dulce enigma comprendido Tan sólo por los amores: Quien no comprende las flores Tampoco sabe de amor.

Dios à la mujer formando Completó su Paraíso; Tal vez con las flores quiso Completar à la mujer. ¡ Qué bellas son en su frente! ¡ Qué envidia dan en su seno! ¡ Qué activo dulce veneno Dan en ellas à beber!

Los mirtos dicen amores. La altiva rosa belleza, Y la azucena pureza Y recuerdo el myosotís. Algo dice en una tumba La doliente cineraria, Y la yedra parietaria Que borda la ruina gris.

Y; cuánto es para el amante La primer flor anhelada Que una mano idolatrada Furtivamente le dió! Si en sus pétalos de seda El labio ardiente se posa. Insaciable mariposa Del néctar de la pasión;

Si encanta con sus colores, Si embriaga con su perfume, Si se marchita y consume Apretada al corazón, Es que en su cáliz esconde Aliento de la que se ama, Y perfume que derrama En sus besos la pasión.

Es que á los ojos cerrados Del alma en amores presa, Esa flor es la promesa De eterna felicidad. Es una voz silenciosa Que está diciendo te adoro: Nudo de la red de oro; En que dos almas están.

Almas locas que no saben Al simbolizar la crencia Del amor en la existencia Efímera de una flor, Que su dicha, su esperanza, Su placer y alegría Flores son... y dura un día La primavera de amor.

Y la seca flor guardada Que el tiempo cruel descolora, Reliquia tal vez de un hora Que vale una eternidad; Sombra de flor que no tiene De lo que fué más que el nombre, Cual los recuerdos del hombre Del alma en la soledad;

Fantasma de una esperanza. Mudo adiós del bien perdido, Del naufrajio en el olvido Único resto quizá, ¿ No encierra, triste despojo Sin perfume ni belleza, La poesía de la tristeza, La relijión del pesar?

Sí; las flores simbolizan
Las fugaces alegrías
Que arrancamos á los días
De la bella juventud.
Después tan sólo nos quedan
Memorias de amor benditas...
Hojas de flores marchitas
Que caen en el ataúd.

## LIRIO

Á ROSARIO II.

Muy pocas flores de ilusión dejaron En mi alma borrascosa los pesares; Mas las pocas fragantes que quedaron Permite que las deje en tus altares.

Te traigo de amistad cándido lirio; Si en él encuentras una acerba gota, Perdónala... es la sangre de martirio Que de mi pecho atormentado brota.

Hirió mi corazón el desencanto, De mi ventura deshojó la palma, Y en la amargura de infortunio tanto Secóse á fuerza de llorar el alma.

Nublado el horizonte de la vida, Borróse el porvenir en lontananza, Y su tallo dobló descolorida Y marchita la flor de la esperanza.

Tan sólo melancólica y aislada La triste flor de los recuerdos brota. Como brota la hierba descuidada Del algún sepulcro entre la piedra rota.

Mas no ese despojo cinerario, No es la flor del recuerdo y el martirio La que te ofrece el corazón, Rosario, Es de amistad el apacible lirio.

Lleva en su cáliz toda la ternura Que agotar no pudieron los pesares; Y pues tiene de tu alma la blancura. Permite que la deje en tus altares.

### SENSITIVA

Á GUADALUPE.

— "¿ Por qué estás como yo, pálida y sola?
¿ También para las flores hay dolor?
¿ Cómo mi corazón, es tu corola
Copa de llanto, solitaria flor? » —

Así una virjen bella y pensativa À quien la pena el corazón hirió, Dijo á la misteriosa sensitiva, Y una lágrima en ella derramó.

Lágrima de mujer, gota sagrada Que el arcánjel debiera recojer, Perla del alma, sangre inmaculada Del mártir corazón de la mujer.

Cayó... la sensitiva estremecida Sus pétalos vivientes recojió. Y la pálida virjen dolorida Suspiró con tristeza y murmuró:

— « ¿ Tan amargo es mi llanto que una gota Basta á apagar la vida de una flor? ¿ Cómo el raudal que de mi pecho brota ¡ Ay! no apaga el recuerdo de mi amor?

¿Por qué no extingue de mi ser la llama El incesante soplo del pesar? ¿ Por qué no muere el corazón que ama Su lágrima primer al devorar?

¡ Dichosa flor! moriste á la primera Ráfaga del pesar... En mi aflicción Dichoso ya también si se rompiera Mi existencia al romperse mi ilusión.

Que cuando quiso con pasión el alma, Y lo que quiso para siempre fué, Vivir es ya morir... mas sin la calma Que la tumba promete al padecer.

Mas otras veces — ; he llorado tanto! — Otras veces mis lágrimas vertí Sobre otras flores, y jamás mi llanto Marchitara esas flores como á ti.

¿ Eres un cáliz de dolor que encierra Gotas de llanto que ofrecer á Dios? Pero todas las flores de la tierra Son pocas al raudal del corazón.

¿ Quién eres tú de lánguida corola? ¿ Amaste y te olvidaron, pobre flor? Dímelo... que también pálida y sola Soy una sensitiva del amor. »—

#### LA SENSITIVA

— " Soy el alma misteriosa
De mis hermanas las flores,
Imajen de esos amores
Qui vivieron un ayer:
Hija de un rayo de aurora
En un día de primavera,
Es mi vida una quimera
Como tus sueños, mujer.

Yo soy como la esperanza Que cuando se toca, muere; Y tu lágrima me hiere Como te hiere el amor. No es tu lágrima el rocío Que en mí derrama la noche, Y ha lastimado mi broche Como tu seno el dolor.

Tu alma y yo somos dos flores Que tienen la misma historia; También yo tuve mi gloria Como tuviste tu amor. Debes á tu amor el llanto Y yo á tu llanto la muerte... Una misma es nuestra suerte, ¡Pobre mujer!...; Pobre flor!

Por los céfiros mecida. Por la luz engalanada, Por los cantos arrullada De las aves del pensil, Es mi vida un paraíso, Un pensamiento risueño, Es el éxtasis de un sueño. Es amar...; es ser feliz!

Pero es dicha de un instante :
De tu lánguida pupila
Rueda abrasada y tranquila
La gota que me mató.
Y en vano el cielo fulgura.
En vano las aves cantan,
Cielo y aves no levantan
Mi corola...; pobre flor!

Así la mujer hermosa, Flor de los cielos querida. Sensitiva desprendida De las manos del Señor, Trae á la tierra del Hanto Su corola de belleza, El rocío de su pureza Y el perfume de su amor.

Y por ensueños mecida. Del amor enamorada, Por los himnos arrullada Del mundo que ve ante sí. Es su vida un paraíso, Un pensamiento risueño, Es el éxtasis de un sueño. Es amar...; es ser feliz!

Pero es dicha de un instante:
Con su llama abrasadora
Amor su pecho devora,
Ámor consume su ser.
Y en vano son las promesas
De la mentida esperanza...
¿Quién á realizar alcanza
Tu ilusión... pobre mujer?...

Somos dos flores hermanas
Hijas del amor del cielo;
No comprenden nuestro duelo.
Ni comprenden nuestro amor.
Por siempre cierro mis hojas,
Por siempre tu llanto trunca...
La dicha no vuelve nunca...
; Pobre mujer! — ; Pobre flor! » —

Así dijo la tierna sensitiva, Sobre su muerto tallo se dobló: Y la pálida virjen pensativa Dejó en ella una lágrima furtiva Y triste y en silencio se alejó.

### RAMILLETE

Á REMEDIOS.

Símbolo de tu cándida belleza Son las flores, Remedios, que te envío; Tu alma, como su cáliz, es pureza, Limpio, como tu llanto, su rocío.

Virjen hermana de las flores bellas Que bordan y perfuman la campiña, Deja que la amistad teja con ellas Fresca guirnalda que tu frente ciña.

Algún ánjel quizá, niña querida, Sobre ti tiende con amor su palma, Que es una rosa blanca desprendida De los jardines del Edén tu alma.

Para tu dulce corazón, amores, Para tu planta, rosas sin abrojos... Y para mí... para mis pobres flores, Una mirada de tus negros ojos.

## PASIONARIA

Á ÁNGELA

Perdióse ya la dicha de mi vida Y del alma pasó la primavera... ¿ Qué flor entonces dejaré caída De tu álbum en la pájina primera?

> Yo fuí la mitad de un alma Buscando su otra mitad, Como se busca la calma Y la sombra de la palma En ardiente soledad.

En un tiempo el alma mía, Alondra que tiende el vuelo Bañada en la luz del día, Sus ricas alas perdía En el zafiro del cielo.

Soñé pedir á la gloria La vida para mi nombre, Y que en mi piedra mortuoria Arrojase una memoria, Acaso una flor, el hombre.

Soñé, al destello indeciso De un crepúsculo nupcial, Aparecer de improviso La mujer de Paraíso Que flotaba en mi ideal.

La mujer cuya belleza llumina la Creación, La mujer toda terneza, La mujer cuya pureza Santifica el corazón.

La mujer á cuya planta Se pone el alma de alfombra, La mujer única y santa, La mujer que no se nombra Pero que siempre se canta...

Y esa mujer yo la vi Cuando la dicha soñé; El alma toda la dí, Y su imajen está aquí, Y con ella moriré.

Era su faz mi embeleso. Era su nombre *Alma mia*; Donde su planta ponía, Mi pensamiento en un beso Adorándola caía.

Soñé el placer indecible De que ese arcánjel visible Me embriagase con su amor... Soñé la dicha imposible En la tierra del dolor.

¿Era sólo una creación De mi loca fantasía, De mi amante corazón?... ¿Era el alma que se abría En su aurora de ilusión?

¿Era un sueño?... Mas despierto Adoré lo que soñaba... Mi corázón está muerto Desque en el mundo desierto No encontré lo que buscaba.

Por eso voy del mundo en la corriente Cual hoja solitaria. Triste es mi vida, pálida mi frente, Y si fuera una flor mi alma doliente Sería la Pasionaria:

Una flor de tristeza y desconsuelo Que apenas ha vivido Y levantado su corola al cieló, Y ya barre sus hojas por el suelo El viento del olvido.

Perdóname. Buscaba un pensamiento, Ánjela, que dejar en esta hoja, Y el jemido del alma en su tormento Es ¡ ay! tan sólo lo que el alma arroja.

Perdóname la nota dolorida Que exhalara mi lira lastimera. Perdóname esta lágrima caída De tu álbum en la pájina primera.

# ROCIO

Á PAZ

Cuando se va la noche, Sus lágrimas hermosas Sobre las flores deja En gotas sin color; Pero al romper el alba Se tornan luminosas En perlas cristalinas, Corona de la flor.

Así mis pobres versos Sin brillo ni frescura De tu álbum en las hojas Á derramarse van; Mas si les dan tus ojos La luz de su hermosura, Las perlas más preciosas De la amistad serán.

## FLORES MARCHITAS

(Á EMILIA)

Primer rayo de luz, primera rosa, Primer canto del ave en primavera, Suspiro de una lira melodiosa Es de tu álbum la pájina primera.

La arpa de la poetisa resonando Allí vertió dulcísima sus galas, Blandas como el rumor que al ir volando Los ánjeles producen con sus alas.

Este libro comienza como el día, Con trinos de ave y esplendor de aurora; Después de su magnífica armonía, ¿Qué ha de decir mi corazón, señora?

> Yo, que he dejado olvidada Y de lágrimas bañada La lira del corazón En la tumba idolatrada De mi postrer ilusión;

Yo, pobre alma dolorida Que atrás dejando va ya Los verjeles de la vida, Hoja en el viento perdida Que no sabe donde va; Desheredado de amores, Sin fe ni consolación En un valle de dolores... ¿Dónde ha de cojer sus flores Mi desierto corazón?...

Pero ¿qué importa, Emilia, que la nota Que exhala para ti mi lira rota Sea triste como el alma sin amor, Si al través del crespón de mi tristeza Mirando estoy tu poética belleza Como se ve tras de la niebla el sol?...

Mis pobres rimas ante ti al ponerlas Son flores ya marchitas entre abrojos, Pero fragantes tú puedes hacerlas Con la mirada de tus negros ojos.

La más pálida flor tiene colores Cuando el sol con su rayo la abrillanta... Sean tus ojos un sol para las flores Que vine á deshojar ante tu planta.

# **ABROJOS**

(A ROSA)

Como dulce canción vaga y hermosa Que lejos se oye en la nocturna calma, Así el eco de tu arpa melodiosa Oí en la triste soledad del alma.

Trino de alondra, murmurar de río, Canto en el tierno suspirar bañado De un pecho de mujer, limpio rocío Sobre la flor del corazón regado;

Eso es tu canto. Besa nuestro oído Y el corazón á los ensueños lanza, Porque en sus notas trémulas perdido Va el acento feliz de la esperanza.

Mas si gotas esparce de ambrosía El ritmo de tu arpa vibradora, Digno de su gratísima armonía No tengo nada que ofrecer, señora.

> Corazón que el llanto moja, Corazón que se deshoja Al embate del dolor, De este álbum para la hoja ¿ En dónde hallar una flor?

¿Dónde encontrar el ambiante Hecho de brisa olorosa, De blanca luz trasparente Que envuelve tan dulcemente En los jardines la rosa?

Si tuviera el alma mía De inspiración el tesoro, Ilusiones, poesía, ¡Cuántas mariposas de oro Para la rosa tendría!

¡Cómo entonces la envolviera El beso de primavera En una nube de aroma! ¡Con qué cariño la diera Sus arrullos la paloma!

Mas mi musa silenciosa No ha querido, en sus enojos, Que pueda dar otra cosa Para el álbum de una Rosa Mas que lo que doy... abrojos.

# REMINISCENCIAS

(Á EUJENIA).

Pobre amiga, pues que lloras, Pues que la vida sombría En ti derrama sus horas De negra melancolía:

Pues te hieren los pesares, Y ha pasado tu contento Como la espuma en los mares, Como la nube en el viento;

Permite, sí, que recoja Mi buena amistad sencilla Esa lágrima que moja Tu macilenta mejilla.

El corazón del poeta En su solitaria calma, Es una copa secreta De las lágrimas del alma.

La tuya vierte sus perlas. Yo no merezco guardarlas, Pero quiero recojerlas Porque quisiera cantarlas.

Que también el alma mía Coronada está de abrojos, También he sentido un día Humedecerse mis ojos.

Porque también he querido, Porque también he adorado, Y lo que amaba he perdido, Y también soy desgraciado.

Yo he sentido la congoja Del corazón que revienta, En ese llanto que moja Tu mejilla macilenta.

¡Cómo se llora sonriendo! ¡Cómo se habla sollozando! ¡Cómo se vive muriendo Y se muere recordando!

Sé lo que es, al adorarse Con infinita pasión, Decirse adiós... y arrancarse Pedazos del corazón.

En ese adiós sin segundo Se va la existencia entera, Y queda desierto el mundo Sin el alma compañera.

Todo es sombras y abrojos, Todo noche, todo nada, Desque falta á nuestros ojos La vida de su mirada.

Y nuestro ser languidece, El alma huérfana llora, La esperanza se entristece; Sólo el recuerdo se adora. Y mientras la negra ausencia Nos enluta el corazón, Vivimos una existencia De recuerdo y de visión.

Escucho una voz querida Que cariñosa me nombra, Miro pasar una sombra... Es su sombra y es su voz. Ese suspiro que vaga En el ambiente perdido, Es un eco desprendido De su tristísimo adiós.

El ánjel que en sueño veo Es Ella que viene á verme. Cuando mi párpado duerme Y vela mi corazón Es Ella, mi cariñosa, Cuya alma viene angustiada Á vagar enamorada En torno de mi prisión.

Sus ojos están marchifos, Está jimiendo su pecho, Y su corazón deshecho Á fuerza de padecer. Es la mitad de mi alma, Y siente, sí, mi quebranto, Como siento yo su llanto En mi corazón caer.

Perdona, Eujenia, si al cantar tus lágrimas Con las de mi ánjel, triste, las mezclé. No hay un consuelo en mis palabras áridas, Soy infeliz... y consolar no sé.,

Pero comprendo tu alma melancólica, Comprendo su doliente viudedad, Y son mis versos como flores pálidas Que prende en tus cr spones la amistad.

# EL ALMA EN FLOR

(Á EULALIA).

La juventud sus encantadas puertas, Jentil Eulalia, á tu pisada abrió, Y la aurora de abril en que despiertas Sus espléndidas rosas te ciñó.

Hoy corona tu frente la belleza, En tu seno florece la ilusión, Y no sabes lo que es esa tristeza Que marchita y enferma el corazón.

Mas óyeme : si sabes lo que vale Un alma virjinal, un alma en flor, No dejes, no, que jenerosa exhale El celeste perfume de su amor.

Que las almas en flor ¡ay! se deshojan Al soplo abrasador de la pasión, Y el llanto en que los párpados se mojan Cae en gotas de fuego al corazón.

Deja tus bellas ilusiones de oro Dormir en el regazo del candor; Un día vendrá que viertas su tesoro En el raudal de verdadero amor.

Hoy, Eulalia, si sabes lo que tienes Con tu abril, tu beldad y tu alma en flor, Oye... no lleves tan preciosos bienes Á quemarse en la hoguera del amor.

# VIVIR

(A CARMEN).

¿Sabes, Carmen, qué es vivir? Es nacer para soñar, Y tras de breve dormir Despertar para sentir, Y sentir para llorar.

Sentir que se va muriendo En el alma la ilusión, Que, hojas del árbol cayendo, Así se van desprendiendo Las crencias del corazón.

Es la dicha fugaz iris Que pintan en lontananza, Engaños de la esperanza, Mentiras del porvenir.

Y como el iris del cielo Es tan sólo una quimera: El alma que reverbera Sus fulgores, como el sol.

Y la esperanza es un ave Que por atraernos canta, Y al acercarnos la espanta De nuestro paso el rumor. El amor, fiebre del alma, Locura de un solo día, Relámpago de alegría En la nube del dolor.

Apenas el alma sueña, Apenas vibra el latido, Lo que era amor es olvido, Lo que era dicha, pesar.

De los anhelos del alma, De la fe del sentimiento, Del mundo del pensamiento ¿Sabes lo que queda al fin?...

Un fantasma de esperanza, El adiós del bien perdido, Y triunfante del olvido El recuerdo funeral.

El recuerdo, triste sombra Que al irse, implacable, deja Cada goce que se aleja Rodando á la eternidad.

Que de todo lo que ama En esta existencia el hombre, Tan sólo le queda... un nombre Del alma en la soledad.

Ninguno puede aclarar El enigma del vivir, Tal vez vivir es dormir Y morir es despertar.

#### AMISTAD

(Á ANITA).

Abro mi corazón, de allí recojo La dulce flor de la amistad sincera, Y blanca y perfumada la deshojo De tu álbum en la pájina primera.

Hoy en la vida juntos nos hallamos; Pero es un viaje rápido la vida, Y cuando adiós por siempre nos digamos Te quedará esta flor en despedida.

Dicen que todo pasa y todo muere, Que todo en este mundo es ¡ay! mentira... Mentira es olvidar cuando se quiere Con esta fe que tu amistad inspira.

¿Cómo dar al olvido aquellas horas En que, escuchando tu afectuoso acento, Palabras recojí consoladoras Llenas de intelijencia y sentimiento?

Pálido, mudo, con la frente triste, Velando mi dolor en falsa calma Tú me encontraste... y comprender supiste El secreto de lágrimas del alma.

Y como madre que al mimado niño Consuela al mismo tiempo que aconseja, Así tu santo, fraternal cariño Trata á mi corazón cuando se queja.

De mi destino sobre el mar incierto Al estallar la tempestad violenta, Mi alma encontró tu corazón abierto Como el ave su nido en la tormenta.

Á él me refujio. La amistad más pura Allí me ofrece cariñoso abrigo, Y siento, aunque bañada de amargura, Tranquila el alma, porque está contigo.

Amé el amor. Mi juvenil anhelo Amor y sólo amor quiso en la tierra... Ignoraba el tesoro de consuelo Que la amistad de la mujer encierra.

Si dado fuera á mis cansados ojos La dicha de llorar, hermana mía, Tú sabes que ese llanto, sin sonrojos, En tu seno no más le vertería.

Que dulce sombra de tranquila palma Para el que rinde la mortal fatiga, Así es en el desierto para mi alma Tu jeneroso corazón de amiga.

¡Ah! cuando solo, en apartado suelo, Apure el cáliz de mi negra suerte, Á tu memoria deberé consuelo Sedienta el alma de volver á verte.

Y á verte volveré...; Dulce esperanza! Que para amigos cual nosotros dos, No puede el corazón tener mudanza, Ni el tiempo olvido, ni la ausencia Adiós!

# ADIÓS

(Á LOLA).

Dicen, hermosa niña, que dejas tus hogares, La tierra de las flores, del agua y los palmares, La de perenne abril.

Adiós! y que los ánjeles del alma tutelares Sus alas, cariñosos, Extiendan sobre ti.

Que Dios en tu camino derrame bendiciones, Que encuentres á tu paso amantes corazones, Y flores á tus piés.

En torno á ti volando las castas ilusiones Los sueños de la dicha Derramen en tu sien.

Apenas te conozco; apenas he escuchado Tu acento melodioso; apenas he mirado Tus ojos de querub;

Como visión celeste de un sueño idolatrado Que pasa por el alma, Así pasaste tú.

Mas, pues te doy el nombre gratísimo de amiga, Como lejano beso del corazón te siga El eco de mi voz;

Y porque no me olvides, dulcísimo te diga ¡Adiós, quizá por siempre, Hermosa Lola... adiós!

### STELLA

(A CLEMENTINA).

El sol está muriendo. De ocaso en las rejiones Revueltos los celajes de cárdeno arrebol, Fantásticos se tienden, se rasgan en festones, Y cuelgan en el éter, espléndidos jirones Que deja al desgarrarse la púrpura del sol.

Y callan los ruïdos, y se alzan los rumores, Y pueblan de los campos la quieta soledad. Ocultos en las hojas, alados trovadores, En los encinos altos están los ruiseñores Sus trinos ensayando de amor y libertad.

El ave retardada el aire cruza á solas, Suspira el viento apenas las hojas al mover, Callada está la fuente, dormidas van las olas, Y doblan desmayadas las flores sus corolas El manto de los sueños la noche al extender.

En tanto allá en el cielo, cual lágrima divina Del éter de zafiro caída en el tisú, Asoma tan hermosa la estrella vespertina, Como será la perla que ruede, Clementina, Del cielo de tus ojos cuando llorares tú. Estrella de la tarde, corona luminosa De la sagrada noche, diamante del Señor, ¿Por qué buscan las almas tu lumbre misteriosa? ¿Acaso te ha encendido la mano Poderosa Porque en el cielo tenga su lámpara el amor?

¡Qué pálida, qué bella cintilas y resbalas Por las etéreas cumbres do lo ignorado está!... No sé que vaga y triste tranquilidad exhalas, Espíritu — quién sabe — que llevas en tus alas Del alma enamorada los éxtasis quizá.

Si eres ; oh dulce estrella! la lámpara arjentina Que enseña de la dicha las sendas al amor, Alumbra los senderos que sigue Clementina; Y como casto lirio, ante tu luz divina Se abra para la dicha su corazón en flor.

## EL ÁNJEL DEL HOGAR

(Á ENRIQUE).

Una madre me dió el cielo; Y cuando pequeño fuí Mi cuna no tuvo ánjel... Estaba mi madre allí.

Y era tan dulce su acento, Eran sus ojos tan bellos, Tan blanda la cabecera Que me daban sus cabellos;

Tan dichosa su sonrisa, Tan profundo su embeleso, Tan tiernamente inefable Sobre mis ojos su beso;

Que yo ¡feliz! no sentía Que dejaba al despertar Á los ánjeles del sueño Por el ánjel del hogar.

Y así pasaron, pasaron De mi inocencia las horas, Cual pasaría bajo el cielo Una procesión de auroras.

Hasta que llegó el momento De separarnos los dos, Y al hijo la dulce madre Puso al amparo de Dios.

Y quedó sola mi madre, Sola y triste en el hogar, Donde el eco de mi nombre · Se escuchaba sollozar.

Aquellos ojos queridos Que en mis ojos se miraban, Con lágrimas se dormían, Con lágrimas despertaban.

Lágrimas que debería Secar de rodillas yo, Lágrimas, madre querida, Que yo no merezco, no.

Que ingrato en tanto buscaba La dicha lejos de ti... Perdón, madre de mi vida... Tú sabes cómo volví.

Volví, sí. ¡ Qué dulce llanto El volverse á ver arranca! ¡ Mas tu frente estaba pálida, Tu cabeza estaba blanca!

Que mi ausencia desdichada Tu corazón lastimó, Y el pesar de mis pesares Tu cabello emblanqueció...

Juventud, locos placeres, Ilusiones mundanales, ¿Valéis una sola gota De los ojos maternales? Santa madre, ídolo mío, Mi culto, mi única fe, ¡Con qué dolor á tus plantas Confuso me arrodillé!...

¡Cómo ¡perdón! te gritaba Y sollozaba tu nombre! ¡Cómo mojaba tus canas Con mis lágrimas de hombre!

¡Cómo las tuyas bañando Mi rostro... y mi corazón, Derramaban en mi vida El bautismo del perdón!

¡En pago de mis errores, En pago de mis agravios, Bendiciones y consuelos Sólo me dieron tus labios!...

Y desde entonces, mi madre, Tú lo sabes... un altar Levanté dentro mi alma Para el ánjel de mi hogar.

Y mi madre es mi cariño, Mi fe, mi orgullo, mi amor; Y porque la tengo, creo En tu bendición, Señor.

Enrique, tú en la inocencia No comprendes todavía Lo que es esa Providencia Que llamamos *Madre mia*. Y pues el cielo te ha dado Una tan buena y tan bella, Cuanto amor hay encerrado En tu alma, dáselo á ella.

Ese ánjel que en tus ensueños Ves, que se inclina á besarte, Es ella que de tus sueños Las horas viene á robarte.

Que para amor como el suyo Es una vida bien poca, Y por cada beso tuyo Otra te diera su boca.

Alma á su alma prendida Eres, con lazo de flores, Y la vida de su vida, Y el amor de sus amores.

Ámala, no por el cielo, Ámala, no por deber, Sino porque ella es consuelo, Y vida y santo placer.

Y en el alma, desde niño, Levanta el místico altar De un infinito cariño Para el ánjel del hogar.

### EL GRIJALVA

(Á LA SRA. DE TORRE)

No soy de aquella tierra. No tengo mis hogares Á la tranquila sombra que dan los platanares Allá donde el Grijalva dilata su raudal. Mis campos paternales, primaveral alfombra De flores y esmeralda, se tienden á la sombra De una soberbia tienda de záfir y cristal.

El rejio Citlaltépelt. ¿ Le conocéis, señora? Yo vi, cuando era niño, los velos de la aurora Tender sobre su frente magnífico dosel, Bañarle en luz de rosa por un instante... y luego, Diadema de los mundos chispeante de oro y fuego, El sol americano alzarse sobre él.

Y en la serena tarde, cuando con lento paso Bajaba á los abismos remotos del Ocaso Su frente en un sudario de nubes á esconder, Entonces el destello, ya tibio, de su lumbre, Iba á besar muriendo la solitaria cumbre De la Montaña estrella, como en adiós postrer.

Mas yo no he conocido, señora, los umbríos Bosques de vuestra tierra, allí donde los ríos Se aduermen al salvaje susurro del manglar; No he visto aquellas grutas de musgo tapizadas Donde á la tibia sombra que dan las enramadas La falda de las selvas convida á descansar. Allá en los florestales tranquilos y desiertos, No oí cómo celebran con dúlcidos conciertos Los pájaros errantes su agreste libertad. No oí cómo á lo lejos en el espacio vagan, Y en el rumor del bosque suspiran y se apagan Los ruidos misteriosos de la honda soledad.

No he visto, pensativo, bajo el amate umbrío, Los pálidos cristales de vuestro patrio río Que « pasan, pasan, pasan »... y siempre pasarán. No he visto cómo inclinan las húmedas corolas Sobre el temblante espejo de las movibles olas Las flores que bordando sus márjenes están.

¡ El férvido Grijalval! Espléndido monarca Del bosque y la llanura, que cruza su comarca Tendiendo en el desierto su manto de zafir, Su manto que retrata celajes y arreboles, Y en cuyas ondas brilla, como un collar de soles Entre un olán de espuma, la lumbre del cenit.

Allí, en la clara noche, oyendo la armonía Solemne de sus aguas, la virjen Poesía Quizá plegó sus alas, un cántico lanzó; Y su eco, del Grijalva flotando en los rumores, En la arpa melodiosa que pulsan sus cantores Sus notas más hermosas, dulcísima dejó.

¡ Que pase el rey soberbio del bosque y el desierto, De trémulos follajes por el dosel cubierto, Besado por las flores que moja su cristal! Que pase entre los himnos grandiosos de la selva... Hasta que como al hombre la eternidad, envuelva El piélago insondable su pródigo raudal. Señora, cuando lejos de Méjico la hermosa, Al lado del que os ama feliz y dulce esposa Las aguas del Grijalva mirando estéis correr, Si de lejana tierra, cabe del patrio río Os hablan los recuerdos... oid también el mío... ¡Quién sabe si ya nunca tornémonos á ver!...

## LA VOZ DEL ARPA

(Á ROSALINDA)

Derrama en mi alma triste De tu arpa vibradora El inefable acorde, La música de amor. Hay algo allá en el fondo Del corazón, que llora, Y tiene sed de lágrimas Mi férvido dolor.

¿No sabes que tu arpa Encierra en sus sonidos La voz de los recuerdos Que idolatrando voy? ¿No sabes cuántos rostros Hermosos y queridos Se acercan á mirarme Cuando escuchando estoy?

¿ No sabes á qué abismo De amor y de tristeza Al eco de tu arpa Desciende el corazón? Y que si bajo entonces Doliente mi cabeza, Es porque pasa en mi alma Su pálida visión?... No sabes de quién hablo; La historia no has oído De mi postrera dicha, De mi primer dolor; No sabes que en las ruinas Del alma hay escondido El tétrico fantasma De mi primer amor.

Derrama en mi alma triste De tu arpa vibradora El inefable acorde, La música de amor; Hay algo allá en el fondo Del corazón, que llora, Y quiere voz de lágrimas Para llorar mejor.

#### LAS DOS

(ELVIRA Y ELISA)

Tierna como las flores, suave como el aroma, Con la mirada dulce que tiene la paloma, De un ánjel con el rostro, de un ánjel con la voz, Rosa de Italia blanca, ensueño de poeta, Sombra, recuerdo vivo de la jentil Julieta, Elvira, así sois vos.

Y pálida y ardiente, soberbia de belleza, Deslumbradora alzando la espléndida cabeza, Siendo los ojos noche y la mirada sol, Ondina del Adriático que lleva en la garganta La voz apasionada del alma cuando canta... Elisa, así sois vos.

Cuando las dos beldades se juntan como hermanas Y forman las dos voces una celeste voz, Del arte y la belleza jentiles soberanas Entonces sois las dos.

### ORFANDAD

(Á MARÍA)

¡Cuánto es triste pensar en tu destino, Pobre niña que vas por tu camino Sin bienhechora luz; Atrás dejando, en sus sepulcros yertos, Yacer el polvo de tus padres muertos Bajo la negra cruz!

Tú juegas, pobre niña, tú sonríes; Cual linda mariposa entre alelíes Por la existencia vas. Aún no hieren tu planta los abrojos, Aún no saben de lágrimas tus ojos, Es tu alma toda paz.

En tus ojos purísimos aún tienes Algo del cielo azul de donde vienes, Paloma de candor. Toda inocencia, hoy cres todavía Hermana de los ánjeles, María, La hija del Señor.

Mas ; ay pobre ánjel! cuando el mundo infame En tu inocente corazón derrame Su veneno mortal; Cuando bañada en lágrimas, María, Exclames sollozando ; Madre mía! Y madre no hallarás. ¡Ay! una madre... corazón que adora Sin cansarse jamás. ¡Dolor que llora Nuestro mismo dolor; Alma á nuestra alma por el cielo unida, Entrañable pedazo de la vida, Único santo amor!...

Una madre es así... y así la mía...
Y no la tienes tú, pobre María;
No hay ánjel en tu hogar...
¿ Quién te la puede dar sobre la tierra?
Cuanto tesoro el universo encierra
No la puede comprar. . .

Dios, que al pájaro errante da la espiga, Y cuida de la alondra, de la hormiga, Y de la flor de abril; Dios el clemente, el bondadoso, el Padre, Es un inmenso corazón de madre Y el cielo te dará... la tiene allí.

## LA ÚLTIMA FLOR

(Á MANUELA)

Última flor... para tus hojas secas Tiene el recuerdo su secreto llanto... Quizá serán las lágrimas postreras Del corazón que padeciera tanto.

Última flor... Naciste con el día, Abriste al cielo la jentil corola, Fuiste el amor del sol y de la brisa... Hoy yaces triste, marchitada y sola.

También yo tuve el cielo de unos ojos, Los suspiros de un alma enamorada, Las caricias de un ánjel... mi tesoro... Los besos de su boca idolatrada.

Su mano resbalaba en mis cabellos, Reposaba en su seno mi cabeza, Y secando su llanto con mis besos, Se embriagaba mi amor en su belleza.

Escuchaba su voz, canto suave, Inefable murmullo desprendido De un corazón de fuego, palpitante, Que me daba latido por latido.

Y la llamaba entre mis brazos mía, Y muriendo de amor, la acariciaba,

| Y | Y muriendo de amor, dábame v |    |     |   |    |    |   |     |   |     |    |    |   | vi | d  | a  |    |    |   |   |
|---|------------------------------|----|-----|---|----|----|---|-----|---|-----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|---|
| E | l                            | be | esc | О | qι | ıe | n | nis | 3 | lal | bi | os | a | b  | ra | sa | ba | ι. | • |   |
| • | •                            | •  | •   | • | •  | ٠  | • | •   | • | •   | •  | •  | • | •  | ٠  | •  | •  | •  | • | • |
|   |                              |    |     |   |    |    | _ |     |   |     | _  |    |   | _  | _  | _  |    | _  |   |   |

La dicha de la vida es una rosa Que se seca también y se marchita; Deshojóse la flor... quedó el aroma... Dulce memoria de mi amor bendita.

### LAS GRACIAS

(ÁLBUM DE LAS SEÑORITAS B. \*\*\*;

Las Gracias, ¿ dónde están? Las busco en vano. Esas Gracias de Teócrito y Virjilio Que amenizaban el festín pagano Y salían á danzar en el idilio, ¿ En dónde encontraré? ¿ Por qué no acude, Alguno de los dioses en mi auxilio?

Esto dije en un tiempo; mas no pude Por entonces hallar el grupo hermoso Á quien la griega tradición alude. Era el caso en verdad dificultoso, Y ya desesperaba, cuando quiso Mi destino voluble y caprichoso Arrojarme al umbral de un Paraíso.

¡ Jalapa la jentil! Vaso de flores Cuyo aroma en el céfiro indeciso Es un filtro dulcísimo de amores Que embriaga el corazón, que le enardece, Y arrancándole penas y dolores La ardiente copa del placer le ofrece.

Jalapa la jentil, grato recinto Donde la riente Flora se adormece En su lecho de rosas y jacinto, Mientras le dan su incienso los aromas Y en medio del hojoso laberinto Le regalan su arrullo las palomas.

Alcázar de las aves y las flores, Tierra de promisión, ¿ de dónde tomas El hechizo inmortal de tus primores, La gracia sin rival de tus mujeres, La férvida pasión de sus amores?

Escondido rincón de los placeres, Mansión primaveral de la Poesía, ¿ Quién alcanza á decir lo que tú eres? ¿ Quién alcanza á pintar la luz del día?

Jalapa de mi amor, ¡ Cuán seductora
Te ofreces à mi ardiente fantasía!
¿ Quién de ti, si te ve, no se enamora?
¿ Quién, si te ama cual yo, de ti se olvida?
¿ Quién, si cual yo te deja, no te llora?
Allí el recuerdo de mi amor se anida,
Allí embriagó mis ojos la hermosura,
Allí de flores se cubrió mi vida.
Aún oye el corazón en su locura,
Como un suspiro melodioso y blando,
La cariñosa voz de la ternura
Dentro de mi alma penetrar llorando.
¡ En la negra pestaña veo las perlas
De aquellos ojos que besé temblando,
Temblando de pasión, al recojerlas!

Allí mi inspiración ansió atrevida Alas y extensión para tenderlas Por los gloriosos campos de la vida. Allí mi lira juvenil y loca Lanzó feliz su vibración sentida, Allí la vida parecióme poca Para amar y sentir...; Allí he saciado De besos y de lágrimas mi boca 1... Allí...

— ¿ Pero las Gracias, desdichado, De que quisiste hablar ? —

¡ Ay! es muy cierto,
Mas el dulce recuerdo idolatrado
Que guarda el corazón, hallóle abierto,
Y sin pensarlo se escapó impaciente
De aquel pasado al venturoso huerto.
¿ Quién no se acuerda de la dicha ausente?
¿ Quién de la fría razón sin el auxilio
Puede decir al corazón « detente ? »

Las Gracias inmortales de Virjilio Que amenizaban el festín pagano Y salían á danzar en el idilio, Derrocado el olimpo soberano Se refujiaron lindas y risueñas En un rincón del suelo mejicano Y se apellidan hoy las jalapeñas.

## LAS DIOSAS

(Á LAS SEÑORITAS AGRAMONTE)

Cuando en un día de proscripción y duelo, En busca ya de playas extranjeras, De cuba abandonasteis las praderas, El sol de fuego y el brillante cielo;

Sin duda que en amargo desconsuelo Viéndoos partir lloraron sus riberas, Y al deciros *adiós* en sus palmeras Jimió la brisa del nativo suelo.

Porque si Cuba es concha de los mares, Vosotras sois sus perlas más hermosas; Si Cuba es un jardín entre palmares,

Vosotras sois sus flores más preciosas; Y si Amor levantara sus altares, De esos altares os hiciera Diosas.

### ROSARIO

Cuando hizo Dios á la mujer primera Tan bella la encontró que hacerle quiso Un presente de amor que digno fuera De su beldad, y dióle el Paraíso.

Era digno este don de la hermosura. Del sol á los primeros resplandores Dios despertó del bosque en la espesura El mundo de las aves y las flores.

Allí tendió para la planta inquieta De Eva feliz vagando en la arboleda, El blando musgo, la jentil violeta Y el jacinto de pétalos de seda,

Y derramó en las brisas empapadas En la nube sutil de los aromas, El distante rumor de las cascadas Y el cercano arrullar de las palomas.

Y puso claras fuentes do pudiera Eva mirar su espléndida hermosura, Y tender su flotante cabellera Cual manto de oro sobre la onda oscura.

Y dilató á sus ojos extasiados El bosque umbroso, la campiña amena; Y más allá los montes escarpados, Y la atmósfera azul, limpia y serena. Luz, riqueza, esplendor, bienes sin nombre Dióle el Señor á la mujer primera; Después de Dios; qué le quedaba al hombre Que dar á su divina compañera?

Nada... y todo. La sangre jenerosa Que ya en su altivo corazón ardía, Aquella vida mística y hermosa Que en los jardines del Edén nacía.

Y su alma, la inmortal, la chispa viva Que enciende Dios en la terrena escoria, La siempre soñadora por cautiva De eternos goces y de eterna gloria.

Eva al mirar la gran Naturaleza Tan rica, tan fecunda y tan hermosa, À Dios alzó la atónita cabeza Y le sonrió bellísima y dichosa.

Pero al mirar al hombre, estremecida, Presintiendo de amor los dulces lazos, Suspiró ruborosa y conmovida Y al blanco seno se cruzó los brazos.

Y dicha y vida y alma, y el portento Del Paraíso ante su esposa bella. Todo el hombre lo dió por el tormento De amarla mucho y de llorar con ella.

Así nació el amor. Dios no lo quiso : Oyó el hombre su voz aterradora Y traspuso el dintel del Paraíso En pos de la primera pecadora.

Así nació el amor á la hora impía En que Dios indignado castigaba, En que Satán gozoso sonreia, Callaba el hombre y la mujer lloraba.

Por eso amor en el Edén nacido En una hora fatal de encanto y duelo, Es siempre un ánjel al nacer herido Por la celosa cólera del cielo.

Por eso cual reptil la desconfianza Se abriga en pechos del amor ya presos, Y tiembla dentro el alma la esperanza Y se mojan con lágrimas los besos.

Amor nacido en el lindero triste Que separa el Edén del mundo yerto, ¿ Te acuerdas de las dichas que perdiste? ¿ Aún respiras las flores de tu huerto?

¿Te acuerdas cuál jimió bajo las palmas De aquel beso primer el eco tierno? ¿Presientes la ventura de las almas En las caricias de su amor eterno?

Quién sabe, pobre Amor; alma y materia Tú, como el hombre, del Edén proscrito Envuelto en idealismo y en miseria Reclamas como patria lo infinito.

Yo sólo sé que hay goce en tus pesare: Y que en todos tus goces hay tormento, Que Deidad implacable, en tus altares Humea del hombre el corazón sangriento.

Sólo sé que por ti, ya inobediente Se puso el hombre con su Dios en guerra, Y que amargó, proscrito y delincuente, Con su primera lágrima la tierra. Mas sé también que si de mí delante Dios pusiera otro Edén y me lo diera, ¡ Sin ver... sin vacilar un soloinstante Por la mujer que adoro lo perdiera!

# ASUNCIÓN

¿ Te acuerdas de su adiós? Hay un instante En la revuelta historia de la vida Que el alma que adoró jamás olvida, Y es el instante del postrer adiós. Las manos que se estrechan, que se aprietan Convulsas con presión desesperada, Las lágrimas que empañan la mirada, Los sollozos que tiemblan en la voz;

La palidez que los semblantes cubre, El íntimo dolor de los abrazos, Todo quiere decir que hecho pedazos Y agonizando el corazón está. Todo quiere decir que nuestra vida, La vida toda de nuestra alma entera Está en otra alma, dulce compañera Que siempre unida á nuestra suerte va.

Este mundo es tan triste; esta jornada De la cuna al sepulcro es tan sombría, Que un alma siempre sola no podría Soportar la fatiga del vivir. Así lo quiere Dios. Penas y goces Debemos compartir á los que amamos, Para dicha mayor cuando gozamos, Para mejor consuelo en el sufrir.

Una alma que está sola, que no tiene Ni una pálida luz entre su sombra, Que á nadie espera, que á ninguno nombra, Que no tiene; infeliz! por quien llorar; Que ante un recuerdo, para siempre amado, Temblando de emoción no se despierta, ¿ No es verdad que es un alma que está muerta Pues la vida del alma es sólo amar?

Feliz quien ama, aunque el dolor impío Su triste sombra al corazón arroje, Y tempestuosa la pasión deshoje La pasajera flor de la ilusión. Feliz quien ama, sí; felices ojos Los que saben llorar por el ausente; Feliz el alma que sufriendo siente Que otra alma la acompaña en su aflicción.

La dicha es nada más el sueño de oro Del infortunio en la mezquina tierra; Pero cuanta es posible no la encierra Mas que el amor, que goza en padecer, Feliz, bella Asunción, quien mucho ama Y llena con su amor una existencia; Feliz quien logra tras amarga ausencia La inmensa dicha de volverse á ver.

## MARGARITA

Allá cuando fuí joven, seductora La Musa del amor y la belleza Vino hacia mí coqueta y tentadora, Ante mis ojos desplegó sus galas, Y cubriendo un instante mi cabeza Con la májica sombra de sus alas, De una lira tan pobre cual la mía Arrancó inspiradora Raudales de pasión y de armonía.

Yo era joven, la musa era coqueta Como bella mujer, y sus favores Prodigóme indiscreta. Entonces, por acaso, fuí el poeta Cantor de la hermosura y los amores, Y en sus ardientes aras Quemé mi incienso y esparcí mis flores.

Mas hoy, pese á mi estrella, En vano busco á la jentil doncella Musa jentil de mis tempranos días. Me deja... ya no tengo para ella Juventud, esperanza ni alegrías. Inconstante y voluble me abandona, De entre mis brazos, pérfida, se salva. Arranca de mis sienes su corona, La espanta mi aislamiento, Mis ojos ciegos, mi cabeza calva, Y encontrar á mi lado, torva, fría, Pálido huésped de los mustios años En que el otoño de la vida empieza, La musa funeral de la tristeza, Del tedio y los amargos desengaños.

Así, pues, adorable Margarita,
Margarita preciosa cual las perlas,
Margarita jentil como las flores,
Más bella y exquisita
Que el diamante de vívidos fulgores;
¿Qué te puedo decir, mi dulce hermana,
Que digno de ti sea,
Que digno sea de tu beldad temprana?
¿Qué te puedo decir, amiga mía,
Si tengo el alma de tristezas llena
Y está rota mi lira, y ya no suena
« Como en un tiempo cuando Dios quería? »

Nada te digo ya... calle el poeta Que no sabe cantar como merece La grata seducción de la hermosura, Y que en pálidos versos sólo ofrece, Sin color ni frescura, Despojos de una lira que envejece.

Mas no envejece el corazón nacido
Para amar y sentir constantemente,
Y que sentir y amar siempre ha sabido
Cariñoso y ardiente.
Y es él, mi corazón, á quien escucho
Cuando te digo, aunque en humilde prosa,
Pues por hacerlo en verso ya no lucho:
¡Margarita jentil, flor primorosa,
Paloma del hogar, perla preciosa,
Margarita de amor... te quiero mucho!

### ISABEL

¡Isabel, Isabel... quiero cantarte!
Mas ¿ qué puedo decir en tu alabanza
Si eres más dulce tú que la esperanza,
Si eres más bella tú que la ilusión?
¿ Si pensando que te hablo, me parece
Que me miran tus ojos de querube,
Y la palabra que á mi labio sube
Tímida retrocede al corazón?....

Yo, pobre trovador de los recuerdos De mi alma en el dolor envejecida, Cantor de las tristezas de mi vida En pos de un sueño de imposible amor; Yo, que las flores de mi dicha puras Perderse vi del mundo en la corriente, ¿Ofreceré para ceñir tu frente Las pálidas adelfas del dolor?...

No; yo pregunto al corazón tu nombre, Y tu nombre levanta en mi memoria, Hermosa como el sueño de la gloria, Tu seductora imajen, Isabel. Ella del corazón en la tiniebla Encenderá la llama inspiradora, Hará brotar, destello de la aurora, En un desierto flores de verjel.

Yo soy un soñador, un visionario: Cuando en la sombra de la noche velo Miro tal vez imájenes del cielo El mundo de mi mente atravesar, Son del sueño las vírjenes ideales, Pálidas, melancólicas y bellas... Si te pareces, Isabel, á ellas, ¿Cómo puedo tu sombra bosquejar?

¿Qué decir de la májica sonrisa Que vaga dulce entre tus labios rojos? ¿Qué decir de tus ojos, si tus ojos Son en tu faz como en el cielo el sol? ¿Qué decir de tu frente soberana? ¿Qué decir de tu poética belleza, Si mirando tu espléndida cabeza Se piensa en los arcánjeles de Dios?

Si lo que puede Dios pudiera el hombre, Con estrellas trenzara tus cabellos, Y luminosa tejería con ellos Guirnalda de luceros á tu sien. Horizontes de luz y de zafiro Á tu mirada de ánjel abriría, Y tu senda feliz alfombraría Con las rosas perdidas del Edén.

Y poblara la sombra de tus noches Con visiones de arcánjeles risueños, Y tendería para velar tus sueños Sus blanquísimas alas sobre ti; Y arrojara del mundo los pesares, Y la tierra llenara de alegría, Porque nunca una lágrima sombría Marchitara tus labios de rubí.

Isabel, Isabel... Quise cautarte... Mas ¡rómpanse las cuerdas de mi lira! El que tus ojos una vez admira El alma loca sentirá después. Corona celestial es tu hermosura... ¡Que la dicha sus flores le entreteja! Yo... nada soy... pero que ponga deja El alma entre mis versos á tus piés.

### ROSA

Dulce cantora de Atoyac, levanta Al suave ritmo de tu lira de oro De tu almo verso el revolar canoro Y como el ave en la enramada, canta.

Voz de pasión en femenil garganta Ya que tiemble feliz en un te adoro, Ya que se moje en escondido lloro, Al son de un arpa cual la tuya, encanta.

Así como la aurora entre las flores Va esparciendo sus gotas cristalinas, De esa tu arpa derrama los primores

En tantos corazones que fascinas, Y olvida entre el aplauso y sus loores Que eres *Rosa* y te cercan las espinas.

### LUISA

Anoche, al dejarte,
Tu imajen preciosa
Flotaba en mi mente,
Tan pura y hermosa
Cual flota en un sueño
Celeste visión.
Tu frente miraba
Tan limpia y serena,
Tu pálida frente
Color de azucena,
La frente de un ánjel
Que está en oración.

Miraba tus ojos,
Tus ojos de estrellas,
Que tienen miradas
Tan dulces y bellas,
Cual rayo de luna
Tendido en la mar.
Miraba esa vaga
Perenne sonrisa
Que olvida en tu boca
De púrpura, Luisa,
El ánjel del sueño
Tu labio al besar.

Miraba todo esto, Finjiendo mi mente Que el mundo es el turbio Raudal del torrente,! Y tú, flor sencilla Que al marjen creció.

¿ Qué nunca sus aguas De amargas congojas De tú alma de lirio Se lleven las hojas!... En ese torrente Mi fe se perdió.

¡Feliz si no sabes
Lo que es en la vida
Sentir toda el alma
De amor encendida,
Poblada de sueños,
Radiante de fe!
Tener pensamientos
Que abrasan la frente,
Sentir la esperanza
De dicha impaciente,
Vivir delirando,
Soñar... no sé qué.

Oir en el agua
Que corre, un lamento,
Oir un suspiro
Que pasa en el viento,
Diciendo fugaces
La vida es amor.
Y oyendo ese nombre
Mirar las estrellas,
Y ver que en el cielo
Escribe con ellas
La misma palabra
La mano de Dios.

Pasar de la noche
Las horas calladas
Finjiendo en la sombra
Visiones amadas,
También murmurando
La vida es amor;
Y entre ellas la virjen,
La virjen bendita
Que arroja en el alma
Pasión infinita,
Pasión que es un mundo
De dicha y dolor.

Amor con delirio,
Con loca terneza,
Y huérfano y solo
Morir de tristeza,
Sin una esperanza
De dicha quizá;
Tan sólo adorando
La santa memoria
De un sueño inefable
De amor y de gloria,
Que un tiempo gozamos
Y no volverá.

¡Feliz si no sabes!...
Mas no; quien ignora
Lo que es el insomnio
Del alma que llora
Tristezas celestes,
Pesares de amor;
Quien nunca recuerda
Placeres perdidos,
Quien triste no guarda
Secretos queridos,

Ni vive adorando Su propio dolor;

Es sólo una sombra Que cruza la vida, Estéril, errante, Mezquina, perdida, Cerebro sin mente, Pupila sin luz... ¡ Amar es el alma Lanzar al delirio, Bañarse en la dicha Sufriendo el martirio, Alzarse á los cielos Clavado en la cruz!

¡Oh pálida Luisa, Si encuentras acaso Un alma enclavada De amor en la cruz, Viajera divina Que cruzas de paso, Sé su ánjel de amores, Sé su ánjel de luz!

#### LUZ

l Luz es todo lo bello! Luz la aurora, Ráfaga de oro tras la noche umbría; Y la antorcha del sol deslumbradora Sobre la tierra destellando día.

Luz es la luna solitaria y blanca, Confidente del alma en sus dolores, Luz la brillante lágrima que arranca Del virjen corazón pena de amores.

Luz el insomnio de la mente inquieta, Cuando la casta virjen Poesía Viene á besar la frente del poeta Y á verter en su arpa melodía.

Luz es el alma en que el amor enciende Por vez primera su celeste llama; De luz las alas que soberbio tiende Un pensamiento que la gloria inflama.

Y luz es la existencia, fatuo fuego Que de la sombra de la cuna brota, Brilla un instante y desparece luego De los sepulcros en la noche ignota.

Y luz del porvenir es la esperanza, Luz del alma la fe, luz de la vida Estos sueños de amor y venturanza Tras los que corre el ánima perdida. Y luz es tu beldad ; oh Luz más bella Que la vaga ilusión que me enamora! Luz, arcánjel que pasas, Luz, estrella En la noche del alma que te adora.

Yo te amo, sí, fantasma de mis sueños, Con el amor ideal de mis delirios, Yo, soñador de arcánjeles risueños Y vírjenes más puras que los lirios.

Como á ellas te amo, sí; que como ellas Eres himno, perfume, melodía; Y si no te coronan las estrellas, De tus miradas se desprende el día.

Estrella de beldad, si Luz te llamas Es porque llevas en tu frente aurora, Porque la luz que con mirar derramas Alumbra el corazón, y le enamora.

Mujer de bendición, inolvidable, Realizada creación del pensamiento, ¡Nunca á mi labio dejaré que te hable. Nunca, ilusión, te deshará mi aliento!

Como la estrella en el azul perdida Que se mira, se adora y no se alcanza, Así, mi Luz, estrella de mi vida, Te idolatra de lejos mi esperanza.

### DOLORES

Dolores, bella Dolores, ¿ Quién este nombre te dió? Te soñaron los Amores Y de estrellas y de flores Dios, sonriendo, te formó.

Dió á tu frente la pureza Y el color del azahar, Y tu lánguida cabeza Coronó con la belleza : Ser hermosa ¿ no es reinar?

Son tus labios ambrosía, Tus palabras melodía, Tus sonrisas arrebol; En tu rostro luce el día, En tus ojos brilla el sol.

Dolores, bella Dolores, ¿ Quién este nombre te dió? Si te crearon los Amores, ¿ Qué dolor, qué sinsabores Tu presencia no ahuyentó?

Bien hayas tú, la galana, La bellísima entre mil, La más linda flor poblana Que descuella soberana De esta tierra en el pensil. Bien haya la soñadora, La de dulce inspiración, Cuyas notas cuando llora Son las perlas de la aurora En la flor del corazón.

Que huyen al viento dispersos Los duelos del padecer, Oyendo cual brotan versos Dulces, sonoros y tersos Los labios de una mujer.

Bien hayas tú, la preciosa, La bellísima entre mil, Luz de aurora, perla hermosa, Sueño de oro, blanca rosa, De la vida en el abril.

Y pues te llamas Dolores Sélo en el nombre no más; Para ti... tan sólo flores, Dichas, encantos, amores... Pero lágrimas... jamás.

## **JENOVEVA**

Sola y oculta en el rincón del huerto Exhala su perfume la violeta; Sola se queja en escondida grieta Jentil paloma en el pensil desierto.

Sola, del cielo en el confín incierto, Brilla y derrama inspiración secreta Esa estrella querida del poeta Que resplandece, cuando el sol ha muerto.

Así violeta de fragante aroma Que perfuma los místicos altares, Solitaria y dulcísima paloma

Ajena de este mundo á los azares Y blanca estrella que apacible asoma. Eres tú, Jenoveva, en tus hogares.

## CATALINA

a Patria, familia, hogar...; qué os habéis
 Quedó la patria tras los anchos mares, [hecho?
 Destruyó el infortunio mis hogares
 Cual pobre nido el huracán deshecho;

¡ Mi familia, mi amor!... Aquí en mi pecho Convertí sus sepulcros en altares, Y he llorado... he llorado mis pesares Huérfana; ay! bajo extranjero techo. »—

Así te vi exhalar en hondo duelo Quejas que al Dios del desterrado claman, Hija preciosa del cubano cielo.

Llanto tus ojos con razón derraman; Mas tu patria, tu hogar en este suelo, Está en el corazón de los que te aman.

# **FUNEBRES**

## LA DESPOSADA DE LA MUERTE

CORONA FÚNEBRE

De la Señora Ana María de la Serna y Campbell de Thomas

Coronaban su frente todavía Los castos azahares, El velo de la esposa la cubría Y la nupcial antorcha despedía Su misteriosa luz en los altares.

Amor, engalanado, jubiloso, Sus alas recojiendo, Aún estaba con aire victorioso En los labios el dedo, y malicioso Ante la puerta del hogar sonriendo;

Y aún ebrio con la dicha de su suerte En tan felices lazos El esposo dormía, cuando la muerte Llamó impaciente, penetró, y ya inerte, La arrancó sin piedad de entre sus brazos.

Trocóse el beso sobre el labio muerto En lúgubre quejido; El Ánjel del amor, pálido y yerto, Las alas ajitó con vuelo incierto Y entre sus labios sofocó un jemido.

El soplo helado del espectro rudo Apagó temerario La lámpara nupcial... está ya mudo Y desierto el hogar; en el desnudo Tálamo, nada más queda un sudario.

¡Ah!; todo en vano fué, todo!; Ventura, Juventud y riqueza, Virtud, amor, talento y hermosura, Todo de un soplo se perdió en la oscura Noche, en que la honda eternidad empieza!

¡ Pero no la lloréis!... No, sin rüido ¿ Habéis su vaga sombra Á vuestro lado alguna vez sentido? ¿ No llega sin rumor á vuestro oído Una voz como de ánjeles que os nombra?

Es Ella; está invisible, mas no ausente. Deja un instante el cielo Por venirte á traer, madre doliente, Con invisibles besos en tu frente La inefable caricia del consuelo.

¡ No la lloréis! Celeste mariposa, La noche del desierto Atravesó fugaz y luminosa; Ahora vaga feliz de rosa en rosa Por los jardines del divino huerto.

No la lloréis...; feliz! Bodas mejores Para esas almas bellas Hace el Dios de los místicos amores. Son en el mundo efímeras las flores Y eternas en el cielo las estrellas.

## EN LA TUMBA DE LA SEÑORITA CARMEN Z.

Venid, y flores derramad y llanto Sobre esta tumba. La que aquí reposa, En el jardín del mundo fué una rosa, Y así como las rosas, se agostó. El ánjel tenebroso de la muerte Tendió sobre ella su terrible vuelo, Y se durmió soñando con el cielo, Y en el cielo con Dios se despertó.

### MANUEL OCARANZA

Cuando ante el lienzo, virjen todavía, Inmóvil el artista se quedaba, La frente erguida, la mirada ardiente Y en la mano el pincel, bella, rïente Hasta él la diosa inspiración bajaba, Dejaba un beso rápido en su frente, Y tomando la mano en que temblaba El pincel, ya mojado en la paleta, Arrojaba en el lienzo del artista Las creaciones del alma del poeta.

Así con la osadía
Del espíritu en que arde y centellea
La llama esplendorosa de la idea,
La inspiración magnifica del arte,
Robó Ocaranza su fulgor al día,
Su sombra al bosque, su zafir al cielo,
Y su honda palidez y desconsuelo
Al rostro de la virjen conmovida
Que ve, con llanto que del alma brota,
La imajen ; ay! de su Ilusión perdida
En la azucena que se inclina rota.

Quedan allí los acabados cuadros De su fácil pincel. Naturaleza, Como una virjen que el amor conquista Y se deja robar por el amante Beso tras beso en lánguida pereza, Se dejaba robar el artista Sus secretos de luz y de belleza.

Un solo cuadro, artista, no acabaste, El cuadro de tu vida transitoria. ¡Qué triste y qué incompleto le dejaste! Al través de la gasa mortuoria Que le cubre, se mira inmaculada Brillar como la luz de una alborada La hermosa luz de tu temprana gloria. Á su tenue fulgor, símbolo triste Del abandono cruel y del tormento Que en el mundo acompañan al talento, Se ve una cruz; seneilla y aún reciente. La corona caída de tu frente Enlaza de esa cruz los negros brazos, Y al pié de aquella cruz tan triste y sola. Tu májico pincel hecho pedazos...

Lo demás es la sombra, la terrible Sombra que viene del sepulcro abierto, La sombra pavorosa En donde duermes ya, pálido muerto, Sin aplauso, sin pompa, sin testigos; La sombra de esa noche sin mañana Donde llegar no pueden Los pobres ruidos de la gloria humana; Mas donde acaso llegue El sollozante adiós de tus amigos...



## TERCERA PARTE

#### TRADUCCIONES, IMITACIONES

ï

#### COMPOSICIONES VARIAS

# **APARICIÓN**

(VÍCTOR HUGO)

He visto un ánjel blanco. Sobre mi sien tendía Sus alas deslumbrantes: su frente en la sombría Tiniebla de la noche miré desparecer. —«¿Qué es lo que buscas, ánjel, en la nocturna calma?

Le dije; y respondióme:
— « Yo vengo por tu alma. » —
Entonces tuve miedo, porque era una mujer.

- ¡Oh! déjame mi alma! gritéle suplicante. ¿ Adónde te la llevas, incógnito habitante De yo no sé qué mundo?...
- Y nada respondió.

   ¿ Te llevarás mi alma al emprender el vuelo;

Y qué á mi pobre vida le quedará en el suelo? El ánjel se callaba... El cielo se enlutó.

— Viajero de los cielos, yo quiero conocerte. ¿ Acaso eres la vida?... ¿ Acaso eres la muerte? El ánjel se hizo negro, y dijo:

— « Soy Amor. »
Pero su faz de sombra más bella era que el día;
Brillaban sus pupilas entre la niebla fría,
Y vi tras de sus alas los astros del Señor.

## YO AMO

(ALFREDO DE MUSSET)

¡ Yo amo! Es la palabra melodiosa Que al viento arroja la Creación entera, Á las aves del bosque, Al arroyo que cruza la pradera.

¡ Yo amo! Será el postrero Triste suspiro que la tierra lance, Cuando cayendo en la perpetua noche El hondo arcano de su fin alcance.

¡ Yo amo! También vosotras, Blancas estrellas que la noche viste, También cantáis en la sagrada esfera Esta palabra encantadora y triste. La más pequeña de vosotras quiso De la creación en el supremo instante, Buscar en los espacios sin medida Al sol hermoso, su inmortal amante;

Y la amorosa estrella À los espacios se lanzó profundos; Pero también enamorada de ella Otra fué en pos...

Y desde aquel momento En marcha están los mundos Alredor del inmenso firmamento.

#### i DESPIERTA!...

(VÍCTOR HUGO)

Ya brilla la aurora y aún no abres tu puerta. Al beso del aura la flor está abierta ¿ Y aún duermes y sueñas, anjélica flor? Yo te amo y te canto, señora, despierta... Despierta, mi vida, que es hora de amor.

Despierta señora, Y escucha al cantor, Que canta y que llora Su trova de amor.

Están á tu puerta llamando, alma mía, Dulcísimas voces de blando rumor; La aurora te dice: Abrid, soy el día. El pájaro canta: Yo soy armonía. Y mi alma suspira: Yo soy el amor.

¡Despierta!... Es la hora Del ave y la flor, Del alma que llora Sedienta de amor.

¡ Arcánjel, te adoro! ¡ Mujer, yo te amo! Mitades de un alma nacimos los dos; Por eso á tu vida mi vida reclamo, Por eso te canto, por eso te llamo, Por eso nos junta la mano de Dios.

Despierta, señora; Ya cesa el cantor, Ya pasa la aurora... Mas queda el amor.

## TO JENNY

. (LORD BYRON).

Hay una virjen de alma cariñosa, Tan tiernamente al corazón unida, Que separar su vida de mi vida Fuera lo mismo que romper las dos.

Hay un semblante pálido y hermoso Que siempre miro, porque está en mi alma, Y que en la sombra de la noche en calma Vela con mi ánjel cuando duermo yo.

Hay unos negros ojos, adormidos Á la sombra ideal de la pestaña, Cuya mirada celestial empaña, La tristeza dulcísima de amar.

Ojos que buscan en los ojos míos El idioma del alma silencioso, Ojos dichosos si me ven dichoso, Ojos que lloran si me ven llorar.

Hay la flor de una boca purpurina Que tan sólo mis labios han opreso... Allí temblaba el inefable beso Del alma casta en su primer amor.

Hay una voz más grata á mis oídos Que el eco de una música del cielo, Voz de vaga ilusión, voz de consuelo Para el alma cansada de dolor.

Hay un cabello derramado en rizos Que entreteje mi mano cariñosa, Una cabeza lánguida y hermosa Que dulcemente desmayando va.

Hay un seno de amor, tibio y tranquilo, Donde reclino pálida mi frente Cuando la copa del dolor, ardiente, El alma mártir apurando está.

Hay un amor tan grato como el sueño Que tuviera un arcánjel en la gloria, Un amor para el mundo sin historia, Un amor que no sé cómo llamar.

Dos vidas que antes de encontrarse fueron Mitades de una alma desprendidas, Hoy, al hallarse, para siempre unidas, ¿Quién las puede de nuevo separar?

Dos corazones hay que á un tiempo mismo Palpitan de placer ó se entristecen, Y cuanto más en adorarse crecen Mas ávidos se sienten de pasión.

Dos almas de ventura tan suprema, Que cruel, al separarlas, la fortuna... ¿ Al separarlas?...; No!... sólo son una Que eterna vive de su eterno amor.

## ANOCHE

(victor nugo)

Ayer, el blando soplo del aura de la noche De las agrestes flores que tarde abren su broche Llevaba hasta nosotros el embriagante olor. La noche iba cayendo, los ruidos se adormían, Las alas de la sombra tranquilas envolvían En su palaçio de hojas al pájaro cantor.

El aire estaba tibio; su ráfaga lijera, En ola de perfumes traía de la pradera Cual de invisibles bocas besándose el rumor. Y leves susurraban las hojas de las palmas; Nupcial era la sombra... Allí de nuestras almas Abrióse á las estrellas la misteriosa flor.

Yo estaba junto á ella, su mano entre mis manos, Perdidos en la noche sus ojos soberanos, En mi hombro reclinada la pensativa sien. La hablaba en voz muy baja; porque era la hora santa En que algo que va al cielo del alma se levanta, Y la mirada al cielo levántase también.

La noche suspiraba; besábanse las palmas; El estrellado cielo estaba en nuestras almas, Flotaba en los espacios el alma del Amor...

Y al asomar el blanco crepúsculo del día, Me dije recordando la imajen de María: He visto entre la sombra el ánjel del Señor.

## EL ARPA

(LORD BYRON)

Triste el ánima está. Busca en el arpa, En el arpa de Heber, esos jemidos De la vibrante cuerda, tan queridos Á mi ya fatigado corazón. Si ha quedado siquier una esperanza En el fondo de mi alma sin ventura, Despertará consoladora y pura Al eco de la triste vibración.

Si ha quedado una lágrima postrera En mis áridos ojos escondida, Ruede por la mejilla enflaquecida Y ya mi corazón no abrasará. Pero quiero una música muy triste... Triste como el rumor de ese jemido Que exhala, con su llanto, en el olvido Un corazón sin esperanza ya.

Triste como el sollozo con que damos Á la ilusión de amar la despedida, Triste como la lágrima vertida Por el recuerdo del amor primer. Está llena de lágrimas el alma, Necesita llorar...; Ah! si no llora, Esta angustia cruël que la devora Acabará con mi cansado ser. Tanto ha ya que alimento mis pesares Aquí en la soledad del alma mía; Tanto ha ya que padezco en la sombría Noche de mi existencia funeral; Que ya es tiempo que cesen mis dolores... Á sufrir más mi corazón no alcanza! O que brote en el alma una esperanza Al influjo de tu arpa celestial.

## MÁS

(CANTO SLAVO)

Mirando los tumbos de la ola bravía La niña decía : — « ; Hay algo más vasto que el vasto Oceano ? ; Hay algo querido aún más que un hermano ? ; Hay algo más dulce Quizá que la miel ? » —

Y un pez le responde, saliendo á la orilla:

— «; Oh niña sencilla!

El cielo es más vasto que el vasio Oceano;

Se quiere al amante aún más que al hermano,

Y un beso es más dulce

Que toda la miel. »—

## iSIEMPRE AMAR!...

(ALFREDO DE MUSSET).

...; Qué me importa la muerte?...; qué la vida?...; Quiero amar y de amor palidecer!

Tan sólo por un beso, yo daría

La idea que siento en mi cerebro arder.

¡ Quiero por mi mejilla enflaquecida De la pasión las lágrimas sentir! ¡ Quiero gozar la inexplicable dicha De, por amar con frenesí, sufrir!

Quiero contar que herido de un engaño Juró no amar mi corazón jamás... Y ahora es el juramento que hago No vivir un instante sin amar.

Corazón desbordado de amargura, ¡Despójate de orgullo y de desdén! Rasga ya la mortaja que te enluta, Vuelve á la vida y al amor también.

Después de haber sufrido — es el destino —; Ay! es preciso sin cesar sufrir; Después de haber amado; ay! es preciso; Amar... y siempre amar... hasta morir!

### EL SILFO

VICTOR HUGO

Estaba la noche muy negra, muy fría; Y ya moribunda la luz del hogar Tras góticos vidrios apenas lucía. Adentro una niña...; velaba?; dormía?... Alguno por fuera llamaba al cristal.

— « Soy en la límpida esfera El hijo vago y risueño Del sol y la primavera, Un silfo... menos que un sueño. Soy el espíritu errante Que desprende del rocío La mañana al despertar, Soy del éter habitante. Y en la noche, por el frío, Soy el huésped del hogar.

Esta tarde, entre las flores, Una pareja dichosa Estaba hablando de amores En voz baja y cariñosa. Yo de muy cerca la oía: Cuando de pronto en un beso Que su palabra cortó, Cojieron una ala mía... Y aún estaba yo allí preso Cuando la noche llegó. Es; ay! demasiado tarde
Para que yo entre á mi broche.
Estoy solo... soy cobarde...
¡ Ábreme por esta noche!
Deja que duerma en tu lecho,
Y cuando vierta la aurora
Su luz primera, me iré,
Tendré lugar muy estrecho,
Y te prometo, señora,
Que muy poco ruido haré.

Mis hermanos han hallado
Un albergue en el rocío;
Solo y fuera me he quedado...
Tengo miedo... y tengo frío.
¿ Adónde encontrar mi broche?
No hay una luz en el cielo,
En los campos una flor...
¡ Ábreme por esta noche!
No tengas ningún recelo...
¡ Si yo soy... todo candor!

¡ Ábreme! Sus densos flancos
Pavorosa la tiniebla
De horribles espectros blancos
Y negros fantasmas puebla.
Entre el follaje sombrío
Como lívidas miradas
Los fuegos fatuos se ven;
Y sobre el agua del río
Claridades azuladas
Lívidas flotan también.

¡ Ábreme, señora mía! Porque en los campos desiertos, Tras la colina sombría Están bailando los muertos. A sus almas desveladas Da la noche pavorosa Un sudario de vapor. Si esas fantasmas heladas Por divertirse, á su fosa Me arrebataran...; qué horror!

Si desoyes mi jemido, ¿ Buscaré los musgos viles Y disputaré su nido Miserable á los reptiles? ¿ Ábreme por un momento! Son cariñosos mis ojos Y mi palabra de miel. Sé remedar el acento Que oye, con dulces sonrojos La niña, de su doncel.

Además...; soy tan hermoso!; Si vieras temblar lucientes
Mis alas al sol radioso
Blancas, puras, trasparentes!...
Tengo los bellos colores
Del lirio que me escondía
Del tenebroso capuz,
Y se disputan las flores
Mi aliento, todo ambrosía,
Y mi cuerpo, todo luz.

La lijera mariposa
Es pesada junto á mí,
Y sin perfume la rosa
Ni belleza el colibrí,
Cuando de gala vestido
Con reflejos de topacios
Y zafiro brillador,
Voy en la luz escondido

Visitando mis palacios Como rey, de flor en flor.

Mas; ay!; en vano te imploro!...
Aquí nada tengo mío,
Ni mis corolas de oro,
Ni mis copas de rocio.
Yo te las diera, señora,
Porque abrieras tu ventana
Un instante para mí;
Y no que vendrá la aurora
Y triste verá mañana
Que ante tu puerta morí.

En cambio del hospedaje
Que en esta nocheme dieres,
De una hada ; quieres el traje ?
; El velo de un ánjel quieres?
Haré de tu noche, día;
Y sin que corte el desvelo
Tu deleite embriagador,
Pasará tu fantasía
De los ensueños del cielo
Á los ensueños de amor.

Pero en vano está mi aliento Empañando tu vidriera. ¿Crees que pérfido mi acento La voz de un amante fuera? No soy más que Silfo errante Á quien lejos de su broche Un ósculo aprisionó, Pero no soy un amante... ¡ Ábreme por esta noche! Porque soy el Silfo yo. »—

El Silfo lloraba. De pronto, sonora, Cual dulce reclamo del alma que llora, Se alzó una voz triste, que luego calló. Qué voz era aquella?

La niña, sin miedo, Abrió la ventana muy quedo, muy quedó... Mas nadie ha sabido si al Silfo la abrió.

## COLÓN

(SCHILLER)

¡ Marcha, marcha, Colón! Y si ese mundo Que pides al misterio del Oceano No ha sido criado aún, de entre las olas En premio de tu audacia Le hará surjir la omnipotente mano. Porque existe en la gran naturaleza El eterno Criador, que de su arcano Levantando portentos de belleza, Sabe cumplir en toda su grandeza Las promesas del jenio soberano.

## MIRANDO AL CIELO

(víctor hugo)

El último destello de la tarde Moría en Ocaso. Pálidas y bellas Unas tras otras salpicando iban El manto de la noche las estrellas. Dulcemente en mi pecho reclinada, Tan pálida y hermosa como ellas, Mi lánguida María, En voz muy baja, cariñosa y triste, Sonriendo me decía:

— « ¿ Qué buscan tus miradas en el cielo? ¿No estoy aquí? ¿ no te amo? Por mirar las estrellas no me miras, Ni escuchas que te llamo. ¡ Oh! vuelve á mí tus ojos; Deja á los cielos en su eterna calma; No los mires ya más...; Mira mi alma! »

« En esa oscuridad en donde apenas El tímido lucero se divisa, ¿ Qué encontrarás que valga nuestro beso? ¿ Qué encontrarás que valga mi sonrisa? Qué miras en los astros?... ¿ Las miradas de amor son menos bellas? Alza el velo de mi alma ¡ Cuán llena está de estrellas! » « ; Cuántos soles! Escucha: cuando amamos Llevamos en el alma un firmamento. El sol divino del amor, alumbra Con inefable luz el pensamiento. Y cuando la dulcísima tristeza Hija callada del amor la cubre, En medio de esa noche, la esperanza Y los recuerdos adorados, brillan Como esos astros que tu vista alcanza. La abnegación, el sacrificio, el llanto, Más bellos son que Venus cuando asoma De la montaña sobre el pico agreste. Crée mi palabra... el firmamento es nada; El cielo de mi alma es más celeste.

« Bello es mirar los astros que tachonan De las sombras magníficas el manto; Bella es el alba y la Creación es bella; Mas nada tiene el inefable encanto De amarse con pasión. El mejor fuego, La llama más espléndida y sagrada Es aquella que cambian en silencio Dos almas, en la luz de una mirada. »

« Vale más un amor correspondido
En un rincón humilde de la tierra,
Que todos esos ignorados soles
En que el Eterno su secreto encierra.
Dios, el padre del hombre,
Que al hombre siempre lo mejor ha dado,
Puso lejos de él el vasto cielo...
La mujer, á su lado.
Ama y vive, nos dice donde quiera
Su acento soberano;
Ama y vive, mortal; es tu destino:
Lo demás, es mi arcano. »

«¡Amemos! He aquí todo. Dios lo quiere. Deja esos rayos pálidos que doran La rejión de la sombra... Más hermosos Los verás en los ojos que te adoran. Amar es comprender toda la vida Y presentir lo eterno. El verdadero amor siempre ha juntado Alma más grande á corazón más tierno. »

« Ven ¡oh mi amor! ¿No escuchas
Una música vaga que suspira
Á nuestro derredor? Naturaleza
Se cambia en una lira
Y nuestro amor celebra... ¡Oh dueño mío,
Vaguemos entre el musgo y el rocío!
Ya no me des enojos,
No más mires al cielo...
Estoy celosa de él... ¡mira mis ojos! »—

Con voz muy baja, cariñosa y triste, Así hablaba mi pálida María. Brillaba el astro, suspiraba el viento, La flor su copa de perfume abría Y blanqueaba la luna el firmamento.

Tranquila soledad de mi retiro, Astros, noche de amor, tímidas flores, ¿Adónde se perdió tanto suspiro? ¿Qué se hicieron, decidme, mis amores?

¡Qué triste es el destino! Aquel instante, Eternamente al corazón querido, Pasó como los otros...; Y quién sabe Si para Ella perdióse en el olvido!...

## FRÍO

(CANTO BOILEMIO)

La tarde era triste, La nieve caía, Su blanco sudario Los campos cubría; Ni un ave volaba, Ni oíase rumor.

Apena en la nieve Dejando su huella, Pasaba muy triste, Muy pálida y bella, La niña que ha sido Del valle la flor.

Llevaba en el cinto Su pobre calzado; Su hermano pequeño Que marcha á su lado Le dice: — « ¿No sienten La nieve tus piés? »

« Mis piés nada sienten » --Responde con calma —
« El frío que yo siento
Le llevo en el alma;
Y el frío de la nieve
Más duro no es. »

Y dice el pequeño
Que helado tirita:

— « Más frío que el de nieve!...
¿Cuál es, hermanita?
¡No hay otro que pueda
Decirse mayor!...»

— « Aquel que de muerte Las almas taladre; Aquel que en el alma Me puso mi madre, El día que á mi esposo Me unió sin amor. » —

### GLICERE

(HORACIO)

Reina de Pafos y de Gnido, Venus, Deja de Chipre el encantado sitio, Y ven aquí, donde Glicere tiene De placer y de amor májico asilo. Y que las gracias de cintura suelta, Y que las ninfas de semblante lindo, Y el que alegra los años juveniles Grato y feliz amor, vengan contigo.

De Júpiter el hijo y de Semele,
Y los deseos eróticos aún vivos,
Quieren que entregue el corazón cansado
Á los amores que juzgué perdidos.
Y me abraso por ti, rubia Glicere,
Y me enamora tu semblante altivo,
Y de tu tez la nieve inmaculada
Como el mármol de Paros terso y fino.
Y me enamora tu habla melodiosa,
Tu continuo reir provocativo,
Y de tus ojos húmedos el fuego,
Y tu desdén también y tu capricho.

Venus me sigue por doquier, me sigue; Conmigo va, detiénese conmigo, En contacto de fuego á mí se acerca, Domina mi razón y mi albedrío. Y ya no más contra el feroz excita, Ni contra el parto, huyendo tan temido, Mi lira tiene cuerdas... Ya no sabe Sino de amor los deleitosos himnos. Apresúrate y ven, rubia Glicere. Apresúrate y ven al lado mío, Trayendo de marfil la dulce lira Grata como el aliento del cefiro; Y á modo de las hijas de Laconia El sedoso cabello recojido.

¡Ven, Glicere gentil! Á mí te acerca Como enantes feliz; cese el desvío. Te quiero junto á mí más impetuosa Que las férvidas olas del Adriático Cuando en el golfo de Calabria, Eolo, Las ajita con áspero rüido.

Mientras del lobo perseguido sea El balador cordero, y el marino Tema de Orión el tormentoso influjo, Y acaricien los trémulos cefiros De Apolo la dorada cabellera, Te daré por tu amor el amor mío.

¡Qué resuene el festín grato á los Dioses!
¿Dónde la flauta está de Berecinto?
¿Qué hace el oboe junto á la lira muda?
Rosas traedme del jardín vecino,
Y resalte en la nieve de mis canas
De su corona el purpurino brillo.
Saca del fondo de la cueva, esclavo,
El sécubo oloroso, envejecido,
Y en la cercana fuente me refresca
La ánfora esbelta de falerno rico.

En tanto yo celebraré á Neptuno; Y escucharán también plácidos himnos Las Nereidas de verde cabellera, Mientras ofreces de tu lira el ritmo Á las flechas de Diana y á Latona. Luego mis cantos alzaré contigo Á quien reina en las Cíclades, y vuela En un carro por cisnes conducido; Y nuestro himno final será á la noche, Del misterio nupcial mudo testigo.

¡Ea! colocad sobre el altar de césped, Junto á la copa del sagrado vino, Esclavos, el incienso y la verbena. Tributemos el culto merecido, Y la caliente sangre de la víctima Haga acepto á la Diosa el sacrificio.

## HELOÍSA

(E. QUINET)

...Sí, me acuerdo ; llamábame Heloísa Cuando él también llamábase Abelardo.

Los cielos, esos cielos sin medida, No son tan vastos que encerrar pudieran El infinito amor del alma mía. Del claustro las baldosas funerales Mi seno no enfriarían... está encendida La llama de mi amor; bajo la muerte Mi imposible esperanza aún está viva. : Cuántas veces en medio de la noche, Allá en mi celda solitaria y fría, Levántome á abrazar; oh mi Abelardo! Tu sobra tan hermosa y tan querida... Sobre tu corazón está mi cielo. Tú eres mi fe, mi relijión, mi guía, Tú mi Cristo también.....; no soy acaso, Esposo de mi amor, tu prometida?... Nuestra tumba será mi Paraíso; Y para siempre allí, no quiero el día. Que mis huesos se junten á tus huesos, Tu ceniza se mezcle á mi ceniza!... Y eternamente así, para nosotros No haya resurrección... no haya otra vida!...

## JULIETA

(W. SHAKESPEARE)

¡Oh noche, ven á mí! Trae á Romeo, Noche querida y triste; Virjen sagrada de la frente negra Que ya juntos nos viste.

¡Oh noche, ven á mí! ¡Trae á Romeo! Y de tu niebla fría ¡Luz y calor será!...¡Que su presencia Haga en la noche, día!

¡Oh noche, ven á mí... ¡Trae á Romeo Y entre tu densa bruma Como la nieve brillará, del cuervo Sobre la negra pluma.

; Oh noche, ven á mí!...; Trae á Romeo! Y su ceniza fría, ; Cuando llegue á morir, dispersa en astros, Te alumbre como el día!

### FRANCESCA

(DANTE)

« La tierra en donde vi la luz primera Es vecina del golfo en que suspende El Po, ya fatigado, su carrera.

Amor, que sin sentir, en l'alma prende, Á éste prendó del don, que arrebatado Me fué de modo que aún aquí me ofende.

Amor, que obliga á amar al que es amado, Juntónos á los dos con red tan fuerte Que para siempre ya nos ha ligado.

Amor hiriónos con terrible suerte; Y está Caín de entonces esperando Aquí al perverso que nos dió la muerte.»

Palabras tan dolientes escuchando Incliné sobre el pecho la cabeza, Y ¿en qué — dijo el Poeta — estás pensando?

Y respondí movido de tristeza: ¡Ay de mí!¡Cuánto bello pensamiento, Cuánto sueño de amor y de terneza

Los condujeron al fatal momento! Y vuelto á ellos — ¡ Oh Francesca! — dije, Al corazón me llega tu lamento; Y de tal modo tu dolor me aflije, Que las lágrimas bañan mi semblante. Pero tu triste vozá mí dirije,

Y dime de qué modo, en cual instante, Cuando tan dulcemente suspirabais, Y en el fondo del alma, vacilante,

Tímido aún vuestro deseo guardabais; ¿Dime de qué manera inesperada Os reveló el Amor que os adorabais?

Ella me respondió: — ¡Desventurada! ¡No hay pena más aguda, más impía, Que recordar la dicha ya pasada

En medio de la bárbara agonía De un presente dolor!... y esa tortura La conoce muy bien el que te guía.

Mas ya que tu piedad saber procura El cómo aquel amor rasgó su velo, Llorando te diré mi desventura.

Leíamos con quietud y grato anhelo De Lanceloto el libro cierto día, Solos los dos y sin ningún recelo.

Mas en tanto leíamos, sucedía Que dulces las miradas se encontraban, Y la color del rostro se perdía.

Un solo punto nos venció. Pintaban Cómo, de la ventura en el exceso, En los labios amados apagaban Los labios del amante, con un beso, La dulce risa que á gozar provoca; Y entonces éste, que á mi lado preso

Para siempre estará, con ansia loca Hizo en su frenesí lo que leía... Temblando de pasión besó mi boca...

Y no leimos más en aquel día.

### **OFELIA**

(W. SHAKESPEARE - HAMLET)

Estaba sola; entró, tomó mi mano, Con fuerza la estrechó, Y con la otra apretándose la frente, Como si fuera á dibujar mi rostro De hito en hito, en silencio, me miró.

Así permaneció por mucho tiempo, Así permaneció... Febril, de pronto, sacudió mi brazo; Y dos veces y tres, la frente lívida, Siniestra y triste, levantó y bajó.

Y de lo más impenetrable y hondo Del corazón, oí Que un suspiro lanzó... pero suspiro Que, rompiéndole el pecho, iba á morir.

Y luego, de mi lado lentamente Alejarse le vi... Pero vuelta la faz sobre la espalda, Su camino sin ver, pasó la puerta, Los ojos fijos... sobre mí...

## CORO DE LOS ESPÍRITUS

(GOETHE - FAUSTO)

¡Despareced, arcadas de la sombra! Y tras el roto velo, La claridad dulcísima sonría En el zafir espléndido del ciclo.

Y que pasen las nubes fujitivas, Y que pasen sus rastros, Dejando cintilar, pálidos soles, Con tibio rayo los pequeños astros.

Bellezas del ideal, hijas del cielo Que sueña la esperanza, Cerrad en torno del jentil mancebo El jiro voluptuoso de la danza.

Destrenzad la rizada cabellera,
Desatad la cintura,
Despojaos de la túnica que encubre
La ardiente desnudez de la hermosura;

Y dejadla caer allá del prado En el boscaje verde, Donde á la hora lasciva de la siesta La pareja de amor entra... y se pierde.

¡Oh la tierna verdura de los sotos! ¡Oh brazos de las vides! ¡Oh myosotis azul que en la ribera Está diciendo al corazón « *No olvides!* »

Amontona la viña sus racimos, Se alegran los hogares, El vino salta en espumosas olas Y la púrpura corre en los lagares.

Criaturas del Señor, almas aladas, ¡ Tended el raudo vuelo! Allá á lo lejos, horizontes de oro, Islas de amor confinan con el cielo.

Todo allí es libertad, risas y juegos En la campestre alfombra, Y por las noches, al brillar los astros, Los misterios nupciales de la sombra.

Espíritus de amor los pasos guían De tantos amadores, Á la tranquila, luminosa cumbre De la colina rebosando en flores.

¡ Criaturas del Señor, id á la vida! Hay flores en el suelo... Cortadlas... y mirad para vosotras Una estrella de amor, fija en el cielo.

# CANCIÓN

(H. HEINE)

¡ Que hay en mis versos veneno!... Eso dices... ¿ Cómo no Si de veneno llenaste Mi vida y mi corazón?

¡ Que hay en mis versos veneno!... Y ¿ cómo no haberlo, di, Si en mi alma llevo serpientes Y además te llevo á ti?

## UN ASTRO

(víctor hugo)

Una tierra infeliz, áspera y dura Donde trabajan tristes los vivientes Empapadas las almas de amargura Y de sudor las abatidas frentes : Campos de sol y estériles arenas Que en cambio de trabajo y de quebranto À una raza maldita dan apenas Pan miserable que humedece el llanto: Los hijos del oprobio engrandeciendo; Orgullosas ciudades delincuentes De donde las virtudes van huvendo Y las manos torciéndose dolientes; El orgullo infernal hallando abrigo Lo mismo del magnate bajo el techo Que dentro del tugurio del mendigo; El odio y el dolor en cada pecho: Sobre las cumbres las espesas nieblas; La inocencia y justicia prostituidas, La muerte, espectro ciego, en las tinieblas Riendo feroz y arrebatando vidas; Aquí las soledades abrasantes, Allá, del polo los eternos hielos, Océanos que rebraman espumantes Escupiendo su cólera á los cielos: Y todas las pasiones enjendrando Todos los males, todos los dolores; Las grutas á las fieras abrigando,

Ocultando á los áspides las flores; Continentes cubiertos de humo y ruido Donde la guerra infame centellea; Luto, crimen y llantos y rujido Salvaje del furor de la pelea; Pueblos que se desgarran palpitantes Del odio de Satán, de rabia y celo, Sangrientos, rencorosos, blasfemantes...

¿Y todo esto es un astro allá en el cielo?

### FELICIDAD

(LAMARTINE)

Como es blanca la pájina ofrecida A mis versos aquí por tu amistad, Blanco es también el libro de tu vida; Si lo pudiera yo, niña querida, En él escribiría: Felicidad.

#### VARIANTE

Blanca es la hoja Por ti ofrecida Aquí á los versos De la amistad; Blanco está el libro Aún de tu vida... Si lo pudiese, Virjen querida, En él pusiera: Felicidad.

## EN LA PATRIA

(M. HARTMAN)

La dulce claridad de la mañana Apareciendo ya, En la tierra cubierta de rocío

Vesa reslejar.

Estaba yo sentado de una casa En el modesto umbral,

Era aquella la casa de mi madre, Aquel era mi hogar.

Las ventanas cerradas y las puertas Me puse á contemplar;

Y corrían por mi rostro muchas lágrimas, Y corrían más y más.

Estaba yo á la puerta de mi casa

Y no quería llamar;

No quería interrumpir el blando sueño, El sueño matinal,

De aquellos ojos, cielo de los míos, Que tantas veces ; ay!

Que tantas veces, sólo por mi causa Lloraron sin cesar.

Dicen que el sueño tregua de las penas Que aflijen al mortal,

Fuerza da al corazón para que pueda Más penas soportar;

Que el dulce sueño que mi santa madre Aún disfrutando está,

Fuerza la dé esta vez para la dicha De verme al despertar! Y lleno el corazón de una ternura Que no puedo explicar,

Con los ojos mojados, y temblando Besaba aquel umbral.

Porque en aquel umbral en que mi labio Posaba con afán,

El polvo de las plantas de mi madre Aún estaba quizás.

En este mismo umbral los aflijidos Detiénense á busear

Para sus corazones, esperanza, Para sus labios, pan.

¡Cuántas veces he visto de mi madre La ardiente caridad,

La dádiva celeste del consuelo

Á su óbolo agregar! h! si me ha sido grafo, de

¡Oh! si me ha sido grato, de la vida En la lucha mortal,

Sufrir por los que sufren, y mi llanto, Á los que lloran dar :

Si he podido llegar al sacrificio, Al martirio quizá,

Por los que sufren, temblorosos miembros Del Cristo celestial:

Yo sé á quien debo por haberlo hecho Mi gratitud alzar;

Yo sé á quien debo que jamás en mi alma Se entible la piedad.

Si las chispas de amor que hay en mi pecho No han de morir jamás,

Yo sé de que alma vienen á la mía, Y yo sé de que hogar. Yo canto á la mujer santa y sencilla Que ignora en su bondad ¡Cuánto en su corazón hay de sublime! ¡Cuánto de celestial!

Yo canto á la mujer que se llenara De asombro sin igual,

Si llegara á saber que sus virtudes Quiero glorificar.

Canto à mi mismo corazón, mi madre, El ánjel del hogar;

Y tiembla mi alma de ternura, y siento Mis lágrimas rodar.

## SOÑABA

(HEINE).

Soñaba yo: mis párpados henchidos De lágrimas sentía;

Soné que estabas en la tumba, muerta, Y muerta te veía...

Era un sueño no más, pero despierto Lloraba todavía.

Estaba yo soñando, y por la cara El llanto me corría;

Soñé que te arrancaba de mi lado Alguno, vida mía...

Era un sueño no más, pero despierto Lloraba todavía.

Soñaba yo... Me ahogaban los sollozos, El llanto me bebía...

Estaba yo soñando que me amabas, ¡Soñando que eras mía!

Era un sueño no más, no más un sueño Y lloro, más que nunca, todavía.

### MALICIA

(IMITACIÓN DE VITORELLI).

Supe que al primer destello Que lanza al mundo la aurora, Te levantaste, señora, Inquieta de... no sé qué.

Supe que á la hora terrible En que el alto sol abrasa, Te saliste de tu casa Buscando... yo no sé qué.

Supe que en tu faz hermosa Echando un discreto velo, Te fuiste á mirar el cielo Allí... donde no se ve.

Supe...

— Mas ¿quieres decirme Quién te informó de ese modo?... Malicia, que sabe todo, Malicia, que todo ve.

### LAS FURIAS

(LESSING).

— « Mis Furias están ya viejas y torpes. »
Plutón dijo á Mercurio, mensajero
Que se halla de los Dioses al servicio.
— « Necesito cambiarlas : ve á la tierra
Y búscame tres mozas
Lozanas y capaces del oficio. » —

Desde luego Mercurio, dilijente, El coturno con alas Como pudo calzóse prontamente, Y atravesando las etéreas salas, Lijero y volador como ninguno Á la tierra subió.

La diosa Juno,
Poco tiempo después, á su doncella,
Esto es, su camarista, Iris la bella,
También le dijo: — « Mira: Citerea,
Con mengua del honor de las mujeres,
Se jacta de que ya no hay en el mundo
Ninguna de ellas que su fiel no sea
Y que culto no rinda á los placeres.

Para burlarme de ella y del Dios ciego Baja á la tierra luego Y traeme, por lo menos, tres doncellas; Mas... doncellas...; entiendes? Enteramente castas todas ellas. » Iris partió también. Valle y montaña, Alcázar y cabaña, Ciudad, pueblo, aldehuela y aun ermita, Todo lo rejistró la pobrecita; Mas ¡ay! que todo en vano, Y paso á paso, y mano sobre mano, Cansada y triste regresó solita.

— «¡Cómo!...; es posible?...; sola? — gritó Juno Mirándola llegar, con faz airada — ¡Oh virtud! ¡oh pureza!... ¿Conque nada? »

Iris le dijo : « Nada, ¡qué oportuno Hubiera sido el viaje más temprano! Estuviera cumplido ¡Oh Diosa! tu mandato soberano; Hubiérate traído Lo que tú me pediste... tres doncellas.

Las encontré en verdad; y eran de aquellas Que nunca conocieron un amante, Que jamás le pusieron, Jamás, á hombre ninguno buen semblante; Ni en sus glaciales senos Consintieron la llama devorante De amorosa pasión... ni mucho menos. Tres doncellas, en fin (sin que esto alarde Sea de mi ojo certero), Purísimas, castísimas, sin pero, Como tú las querías... Mas llegué tarde. »

-« ¿Cómo tarde? »

— Mercurio en ese instante
Para el flero Plutón las embargaba.

— «¡Eso no puede ser!...¡Cuando pensaba
Vengar yo de su sexo las injurias!...
Y ¿para qué las quiere? »

- Para Furias.

## JAMÁS

(CAMPOAMOR).

¡Adiós, mi bien! Es el postrer instante...
Pero seca en tu pálido semblante
¡Ay! ese llanto que vertiendo estás,
Lejos me voy, tristísimo y errante,
Mas no te olvida el corazón jamás.
— ¿Jamás?

¡Jamás, mi bien! La noche de la ausencia Enlutará mi huérfana existencia Y tú mi corazón no alumbrarás; En vez de tu dulcisima presencia Tu bella imajen miraré no más. — ¿No más?

¡No más, mi bien! Levanta tu cabeza, Déjame ver tu pálida belleza Aún otra vez... la postrimer quizás. De éste tu adiós supremo la tristeza ¡Ay! ¿cómo ingrato olvidaré jamás? — ¿Jamás?

¡Jamás. mi bien! En mi alma, donde quiera, Hasta el instante de mi luz postrera, La inolvidable, la única serás...
Y tú ¿ me llorarás cuando me muera?
¿En mí tan sólo pensarás no más?
— No más.

¡No más, mi bien! Del querubín el canto Es la palabra que diciendo estás... ¡Adiós!... un beso... ¡Beberé tu llanto! — ¿Te olvidarás de la que te ama tanto?...

- ¡Jamás, mitad del corazón, jamás!

## LA ORACIÓN

(FLAUBERT).

Por la mañana en el desierto iumenso Humeaba el arenal, y sus vapores Se alzaban cual las nubes del incienso. Luego, en la tarde, cuando el sol moría De Ocaso entre los tibios esplendores, De oro y de fuego deslumbrantes flores En el madero de la cruz ponía. Y por la noche, cuando ya la oscura Majestad de la sombra acrecentaba El solemne pavor de la llanura Y de estrellas el ciclo se llenaba; Cuando tan sólo se escuchaba incierto Ese rumor apenas percibido Que parece el suspiro del desierto En su infinita soledad dormido; Entonces á mi espíritu perdido En su éxtasis de fe, le parecía Que ese vago rumor, que la honda noche, Y el silencio, los seres, y las cosas;... Naturaleza toda que yacía En tal recojimiento, Mientras oraba sobre el polvo frío De mi lóbrega gruta, se juntaban, Se juntaban á mí para llevarte Mi alma y mi fe con mi oración, ¡Dios mío!... ¿Y ahora?... Plegarias, asunciones Del alma á Dios, extáticas visiones Que llenaban de júbilo mi pecho, Trasportes del espíritu en el santo Fervor de la oración... ¿qué os habéis hecho?...

### LA ESFINJE

(HEINE).

Por el antiguo bosque del encanto, Del vago ensueño y del misterio asilo, Caminaba al azar y sin espanto.

Su blando aroma derramaba el tilo Y de inefable paz mi alma llenaba Del alta luna el esplendor tranquilo.

Profundo era el silencio que reinaba; Pero de pronto acarició mi oído La música de una ave que cantaba.

Era el canoro ruiseñor, hundido En la blanda espesura de las hojas Que cantaba, volando, junto al nido,

Los goces del amor y sus congojas. Pero aquel su volar era tan triste Como el suspiro, corazón, que arrojas

Recordando la dicha que perdiste; Mientras que tan alegre era el lamento Cual tu esperanza cuando niño fuiste.

Así es que al escuchar aquel acento Tan triste y tan alegre á un tiempo mismo, Levantarse sentí en mi pensamiento, Como del vago fondo de un abismo, Esperanzas, recuerdos y tristezas Con mis viejos ensueños de idealismo.

Siguiendo entre las bravas asperezas De aquella hermosa selva, vi que erguía Un castillo, sobre áridas malezas

Su vieja torre en ruinas, y sombría. En las almenas de zarzal cubiertas Ningún viviente ser aparecía.

Las ventanas cerradas y las puertas Estaban, y silencio pavoroso Reinaba en torno de las cosas muertas,

Como si aquel recinto misterioso La misma muerte hubiérase escojido Para el horrible hogar de su reposo.

Ni una voz, ni un acento, ni un jemido: Era aquello la ausencia de la vida En el silencio eterno del olvido.

Del castillo á la puerta derruida Y en granito durísimo tallada La misteriosa Esfinje vi tendida.

Era su aspecto horrible á la mirada. Pero atractivo á la ánima medrosa. Con cuerpo estaba de león formada

Y rostro y seno de mujer hermosa, De mujer hermosísima. Brillaba Su pupila salvaje y voluptuosa

Con sensual embriaguez, y desmayaba, Mientras el beso del placer ardiente En su labio de piedra palpitaba. Sintió terror el ánima tremente, Pero al par que terror sintió contento. Entonce el ruiseñor cantó impaciente

Y ya no pude resistir... Violento Á la Esfinje dí un beso, y mi alma loca Presa quedó de aquel encantamiento.

Porque vida y acción cobró la roca, La Esfinje suspiró con embeleso, Y con sed ardientísima en mi boca,

¡ Bebió toda la llama de mi beso!... Y yo sentí que mi postrer instante Se me escapaba entre sus brazos preso.

Pues mientras que convulsa, jadeante De voluptuosidad me acariciaba, Mi carne estremecida y palpitante

Con sus garras de fiera destrozaba, Y entre horribles dolores y delicias Sin nombre y sin igual, me aniquilaba.

¡ Oh de la muerte vívidas primicias!; Oh martirio sin fin, oh goce eterno!; Oh lágrimas mezcladas con caricias!

¡ Qué suspiro tan lúgubre y tan tierno! ¡ Qué éxtasis de placer en la agonía! ¡ Qué cielo disfrutado en el infierno!

En tanto que la garra me rompía La carne, y penetraba hasta mis huesos, Yo de placer y de dolor moría

Al contacto monstruoso de sus besos... Y cantó el ruiseñor allá en la oscura Soledad de los árboles espesos:

- « ¡ Oh secreto del cielo y de natura! ¡ Oh amor, oh bella Esfinje! ¿ por qué enlazas En tu seno el placer á la tortura?
- ¿ Por qué con garra el corazón abrazas? ¡ Oh inexplicable Amor, Esfinje hermosa! ¿ Por qué cuando acaricias despedazas!
- ¿ Cual es, di, la palabra misteriosa Que el hondo enigma de tu ser esconde?» Cesó el canto, La Esfinje pavorosa En piedra convertida, no responde.

## **COMPOSICIONES VARIAS**

## AL PIÉ DE LA CRUZ

À MI MADRE, LA SEÑORA DOÑA DIONISIA M. DE FLORES.

Abrasa el sol la flor en la llanura Y la palma jentil en el desierto; Y tibia el agua del Jordán oscura Rueda á la soledad del Lago Muerto.

Ni un rumor en los quietos olivares, Ni un reptil que se arrastre por la senda; Y busca el agareno en sus aduares La tibia sombra de la móvil tienda.

No perfuman la brisa los aromas Que exhala el cinamomo y el aloe; Mudas están y tristes las palomas Allá en los terebintos de Siloe.

Á lo lejos, perdida en el incierto Vapor del arenal que vibra y crece, Cual inmóvil fantasma del desierto La ciudad del Profeta resplandece.

Y más y más el sol su fuego envía Á la hora sofocante de la siesta, Y más se abrasan al calor del día El campo, la ciudad y la floresta.

Mas de aquella colina allá en la cumbre Se levanta confuso vocerío, Y se ajita feroce muchedumbre Cual las olas del piélago bravío.

Es un pueblo que vil y obcecado Su cobarde furor viene escupiendo Á un hombre, que, desnudo, desgarrado, Pendiente de una cruz, está muriendo.

Es el Gólgota allí. Su árida cima Que ya tantos patíbulos ha visto, Parece con horror ver á Solima La negra cruz al soportar de Cristo.

Hijo del hombre, en el ingrato mundo Do reposar no tuvo su cabeza; Jimió bajo el olivo, moribundo, Y el cáliz apuró de la tristeza.

Hoy ceñido de bárbaros abrojos, Desfigurado, pálido, temblando, De lo alto de la cruz torna los ojos Y en vano ¡ tengo sed! está clamando.

¡ Sed, el que da la lluvia á las corolas Y hace vagar las nubes en el viento! ¡ Sed el que ajita de la mar las olas Y el agua dividió del firmamento!

Y sangre nada más su labio moja; Levanta al cielo su mirar sombrío, Y clama con la voz de la congoja: Por que me abandonaste, Padre mío? Y va á morir. El ánjel de la muerte Se acerca ya con pavoroso vuelo... Y es el Increado, el Hacedor, el Fuerte, El hijo eterno del Señor del cielo. . .

> Y en torno á la cruz, rujiendo Estaba el pueblo sin fe; Iba el sol palideciendo, El Hijo estaba muriendo, La Madre llorando al pié.

Era madre, y en su frente, Gota tras gota sentía Caer la sangre caliente Del Hijo en la cruz pendiente, Que por el hombre moría.

Y aquella sangre caída Las entrañas abrasaba De Madre tan aflijida, Que de dolores transida Juntas las manos alzaba.

Y era cual dardo acerado En su corazón clavado Aquel dolor sin segundo.∴ ¡ El Hijo crucificado, La Madre sola en el mundo!

Pálida virjen María, Madre mártir de Jesús Y madre también ; ay! mía, ; Cómo contar tu agonía Llorando al pié de la cruz?

¿ Tú llorando, Virjen bella, Cuando ha besado tu huella El ánjel que dijo « Eres, » Bendita entre las mujeres, »; Oh purísima doncella!»

Cuando ha llevado tu seno À Aquel, de quien es el día Sólo un reflejo, que envía De su semblante sereno Sobre la tierra sombría:

¿ Cuando ceñirán tu frente Los luceros diamantinos, Cuando el querub esplendente Se inclinará reverente Ante tus ojos divinos ?...

¿ Cuando la tierra que habitas, Y éstas las razas precitas Por las que el Hijo se inmola De tus lágrimas benditas No valen ; ay ! una sola ?...

¿Tú llorando en tanto duelo Como en el mundo no hay dos; Y no hay para ti consuelo, Y eres la Reina del cielo, Y eres la Madre de Dios?. . . .

Se iba el sol oscureciendo; Y en torno á la cruz, rujiendo Seguía el pueblo sin fe : Jesús estaba muriendo, La Madre llorando al pié.

Jemían en las heredades Las tórtolas quejumbrosas, Y roncas las tempestades Resonaban pavorosas En las negras soledades.

Las tinieblas se palpaban, Mujían los mares airados, Los cielos abandonaban Los ánjeles, y lloraban En torno á la cruz cercados.

Y las tinieblas surcaron Lívidos rayos inciertos, Y las piedras se chocaron, Y de sus tumbas alzaron Su atónita faz los muertos.

Y las lejiones de ánjeles dolientes Que rodeaban el Gólgota temblaron; Y sollozando, sus divinas frentes Con sus alas velaron.

Envuelto en la tiniebla centellante El eterno, severo y solitario, Su mirada terrible en ese instante Apartó del Calvario.

Entonces ; En tus manos me encomiendo! Con grande voz el Redentor jimió; Vibró su espada el querubín tremendo... ; Todo se consumó!

## LA CRUZ

Á TIRSO R. CÓRDOBA.

Hace diez y ocho siglos, humillado Y lleno el mundo de terror veía Como Roma triunfal le conducía Al rudo carro de su gloria atado.

Hace diez y ocho siglos ignorado Del mundo que su fe no conocía, Un hombre en el patíbulo moría Como vil criminal crucificado.

Diez y ocho siglos ha... Tras gloria tanta Besó Roma imperial el polvo inmundo Del bárbaro feroz bajo la planta;

Mientras la cruz del Cristo moribundo Entre el cielo y la tierra se levanta Sobre el inmenso pedestal del mundo.

## MATER DOLOROSA

PLEGARIA

#### Á MI HERMANA MARINA

Virjen del infortunio, doliente Madre mía, En busca de consuelome postro ante tu altar. Mi espíritu está triste, mi vida está sombría, Pasaron sobre mi alma las olas del pesar.

Estoy en desamparo, no tengo quien me acoja; Hay horas en mi vida de bárbara aflicción, Y solo... siempre solo, no tengo quien recoja Las lágrimas secretas que llora el corazón.

Es cierto que del mundo en la corriente impura Cayeron deshojadas las rosas de mi fe, Que en pos de mis fantasmas de juvenil locura Corriendo delirante, Señora, te olvidé.

Qué me cegó el orgullo satánico del hombre, Y en mi ánima turbada la duda penetró; Y se olvidó mi labio de pronunciar tu nombre, Y de mi mente loca tu imajen se borró.

Es cierto...; pero escucha!... De niño te adoraba, Al pié de tus altares mi madre me llevó... Llorando, arrodillada, la historia me contaba Del Gólgota tremendo cuando Jesús murió.

Y vi sobre tu rostro la angustia y el quebranto, Caía sobre tu frente la sombra de una cruz, Tus lágrimas rodaban y negro era tu manto... Todo de un cirio pálido á la siniestra luz.

Entonces era niño, no comprendí tu duelo; Pero te amé, Señora, ¡tú sabes que te amé! Que dulce, inmaculado, alzábase hasta el ciclo El infantil acento de mi sencilla fe.

Por esa fe de niño, por el ardiente ruego Que al lado de mi madre con ella repetí, ¡Virjen, del infortunio, cuando á tus plantas llego, Virjen del infortunio, apiádate de mí!

Tú miras, Reina augusta, la senda que cruzamos : Con llanto la regaron jeneraciones cien Á nuestra vez nosotros con llanto la regamos, Y las que vienen luego la regarán también.

Á nuestro paso vamos dejando en sus abrojos Pedazos palpitantes del roto corazón; Y andamos... y andamos... y no hallan nuestros ojos Ni tregua á la jornada, ni tregua á la aflicción.

Mas tú eres la esperanza, la luz y el consuelo, Tus ojos levantados suplican al Señor, Tus manos están juntas en dirección al ciclo... Tú ruegas por nosotros, job Madre del dolor!

En busca de consuelo yo vengo á tus altares Con alma entristecida y amargo corazón; Y pongo ante tus ojos, Señora, mis pesares, Y en lágrimas se baña la voz de mi oración.

No mires que olvidando tu imajen y tu nombre Al viento de este mundo mis creencias arrojé. Acuérdate del niño y olvídate del hombre... Mi frente está en el polvo... perdóname... pequé... ¡Oh! por mi fe de niño, por el ferviente ruego Que al lado de mi madre con ella repetí, Virjen de los Dolores, cuando á tus plantas llego. Virjen de los Dolores, ¡apiádate de mí!

## **EVA**

#### À ROSARIO DE LA PEÑA.

Era la sexta aurora. Todavía El ámbito profundo Del éter, el *Fiat-lux* estremecía; Era el sereno despertar del mundo Del tiempo en la niñez.

Amanecía, Y del Criador la mano soberana Ceñía con gasas de topacio y rosa, Como la casta frente de una esposa, La frente virjinal de la mañana.

Rodaban en la atmósfera lijera La olas de oro de la luz primera, Y levantando púdica su velo Primavera jentil, rica de galas, Iba en los campos vírjenes del suelo Regando flores al batir sus alas.

El monte azul, su cumbre de granito Dejando acariciar por los celajes Dispersos en el éter infinito, En campos desplegaba de esmeralda La exuberante falda De sus bosques tranquilos y salvajes. Y cortinas de móviles follajes, Cascada de verdura Cayendo en los barrancos, Daban sombra y frescura Á grutas que fragantes tapizaban Rosas purpúreas y jazmines blancos.

El denso bosque presintiendo el día Poblaba su arboleda de rumores, El agua alegre y juguetona huía Entre cañas y juncos tembladores. El ánjel de la niebla sacudía Las gotas de sus alas en las flores, Y flotaba la Aurora en el espacio Envuelta en sus cendales de topacio.

Era la hora nupcial. Dormía la tierra Como una virjen bajo el casto velo, Y el rejio sol al sorprenderla amante Para besarla, iluminaba el cielo.

Era la hora nupcial. Todas las olas
De los ríos, de las fuentes y los mares
En un coro inefable preludiaban
Un ritmo del Cantar de los Cantares.
El incienso sagrado del perfume
Exhalado de todas las corolas,
Flotaba derramado en los cefiros
Que al rumor de sus alas ensayaban
Un concierto de besos y suspiros;
Y cuantas aves de canoro acento
Se pierden en las diáfanas rejiones,
Inundaban de músicas el viento
Desatando el raudal de sus canciones.

Era la hora nupcial. Naturaleza, De salir del cãos aún deslumbrada, Ebria de juventud y de belleza, Virjinal y sagrada, Velándose en misterio y poesía, Sobre el tálamo en rosas de la tierra Al Hombre se ofrecía.

¡El Hombre!... Allá en el fondo
Más secreto del bosque, do la sombra
Era más tibia del jentil palmero,
Y más mullida la musgosa alfombra
Y más rico y fragante el limonero;
Donde más lindas se tupían las flores
Y llevaba la brisa más aromas,
La fuente más rumores,
Y trinaban mejor los ruiseñores,
Y trinaban más dulce las palomas;
Do más bellos tendía
Sus velos el crepúsculo indeciso,
Allí el Hombre dormía,
Aquel era su hogar, el Paraíso.

El mundo inmaculado Se mostraba al nacer grande y sereno; Dios miraba lo criado Y veía que era bueno.

Bañado en esplendor, lleno de aurora, De aquel instante en la sagrada calma. Á la sombra dormido de la palma, Y del césped florido en el regazo Estaba Adán, la varonil cabeza En el robusto brazo, Y esparcida á la brisa juguetona La melena jentil; pero la altiva Frente predestinada á la corona, La noble faz augusta de belleza En medio de su sueño, revelaban Severa y melancólica tristeza. El aura matinal en blando jiro

Su frente acariciaba, y suavemente Su pecho respiraba Pero algo como el soplo de un suspiro Por su labio entreabierto resbalaba. ¿Sufría?... En aquel retiro Sólo el Criador con el dormido estaba.

Era el hombre primer, era el momento Primero de su vida, y ya su labio Bosquejaba la voz del sufrimiento. La inmensa vida palpitaba en torno, Pero él estaba solo. El aislamiento Trasformaba en proscrito al soberano... Entonces el Criador tendió su mano Y el costado de Adán tocó un instante.

Suave, indecisa, sideral, flotante, Como el leve vapor de las espumas, Cual blanco rayo de la luna, errante En un jirón de tenebrosas brumas, Emanación castísima y serena, Del cáliz virjinal de la azucena, Perla viviente de la aurora hermosa, Ampo de luz del venidero día Condensado en la forma voluptuosa De un nuevo ser que vida recibía, Una blanca figura luminosa Alzóse junto á Adán... Adán dormía.

¡La primera mujer! Fúljido cielo Que bañó con su lumbre La mañana primer de las mañanas, ¿Viste luego en la vasta muchedumbre De las hijas humanas Alguna más jentil, más hechicera, Más ideal que la mujer primera?

La misma mano que vistió la tierra De azules horizontes, Los campos de esmeralda, Y de nieve la cumbre de los montes Y de verde oscurísimo su falda: La que en las olas de la mar sombría Alza penachos de brillante espuma, Y corona de arco-iris y de bruma La catarata rápida y bravía; La que tiñe con májicos colores Las plumas de las aves y las flores: La que tan bellos pinta esos celajes De oro y ópalo y púrpura que forman Del cielo de la tarde los paisajes; La que cuelga en el éter cristalino El globo opaco de la luna fría Y en el zenit espléndido levanta La corona del sol que lanza el día; La que al tender el trasparente velo Del ancho firmamento, como rastros De sus dedos de luz dejó en el cielo El polvo fulgoroso de los astros; La mano que la gran naturaleza Pródiga vierte perennal hechizo, La del Eterno Dios de la belleza, Oh primera mujer... esa te hizo!

La dulce palidez de la azucena
Que se abre con la aurora
Y el casto rayo de la luna llena,
Dejaron en su faz encantadora
La pureza y la luz. Los frescos labios
Como la rosa purpurina, rojos,
Esa mirada en que fulgura el alma
En los rasgados y brillantes ojos,
Y por el albo cuello,
Voluptuoso crespón de sus hechizos,

La opulenta cascada del cabello Cayendo en olas de flotantes rizos.

Su casta desnudez iluminaba, Su labio sonreía, Su aliento perfumaba Y el mirar de sus ojos encendía Una inefable luz que se mezclaba Del albor al crepúsculo indeciso... Eva era el alma en flor del Paraíso.

Y de ella en derredor, rica la vida Se ajitaba dichosa; Naturaleza toda palpitante, Como á la virjen trémula el amante La envolvía cariñosa. Las brisas y las hojas le cantaban La canción del susurro melodioso Al compás de las fuentes que rodaban Su raudal cristalino y sonoroso; En torno cefirillos voladores Su cabello empapaban con aromas, Suspiraban pasando los rumores Y trinaban mejor los ruiseñores Y lloraban más dulce las palomas; En tanto que las rosas extasiadas, Húmedas ya con el celeste riego, Temblando de cariño á su presencia Su pié bañaban de fragante esencia Y se inclinaban á besarle luego.

Iba á salir el sol, amanecía, Y á la plácida sombra del palmero Tranquilo Adán dormía; Su frente majestuosa acariciaba El ala de la brisa que pasaba Y su labio entreabierto sonreía. Eva le contemplaba
Sobre el inquieto corazón las manos,
Húmedos y cargados de ternura
Los ya lánguidos ojos soberanos;
Y poco á poco, trémula, ajitada,
Sintiendo dentro el seno, comprimido
Del corazón el férvido latido,
Sintiendo que potente, irresistible,
Algo inefable que en su ser había
Sobre los labios del jentil dormido
Los suyos atraía,
Inclinóse sobre él...

Y de improviso Se oyó el ruido de un beso palpitante, Se estremeció de amor el Paraíso...

¡Y alzó su frente el sol en ese instante!

# À LOS QUE ESTUDIAN

¡ Atrás quedad, los viejos horizontes Que en círculo mezquino Cercáis la intelijencia Y sublime volar del pensamiento! ¡ Atrás quedad! El campo de la ciencia Tiene la inmensidad del firmamento.

El espíritu es luz. ¡Dejad que brille Disipando la sombra que rodea Á la sacra Verdad! ¡Dejad que vuele En su ala de relámpago la idea!

¿Quién encadena á estúpido sosiego, Á lánguido desmayo Las águilas del trópico, que tienen Para mirar el sol ojos de fuego Y alas que cruzan la rejión del rayo?...

¡Y es águila del alma el pensamiento Que el sol de la verdad busca anhelante, Y que quiere en sus jiros vagabundos, Chispa de Dios flamíjera y errante, Perderse en lo infinito de los mundos!

¿Á dónde llegará?

Naturaleza Es un libro sellado de misterio Cuyas profundas pájinas empieza El hombre á deletrear. De su camino En el rápido paso Cada jeneración descifra apenas Algunas letras, de misterio llenas, Y se hunde de la tumba en el Ocaso.

Mas la conquista de la edad que muere Es el tesoro de la edad que nace. No es la ciencia relámpago que hiere Un instante la vista y se deshace; Sino el astro inmortal, la estrella fija Que en la serena frente de los siglos Inapagable enciendeu Mil ráfagas de luz que se condensan, Ráfagas que alumbrando se desprenden De los grandes espíritus que piensan.

¡ La gloria allí! Constelación fuljente Que deja en su trascurso fujitivo De cada edad el ama intelijente, Única aureola con que puede altivo Un siglo ilustre coronar su frente.

Tras esa aureola camináis, hermanos; Vosotros, los cerebros en que bulle Mariposa de luz la fantasía, Ansiosa de tender sus alas de oro En campos inundados por el día. Vosotros, operarios impacientes Que secáis á la hoguera del estudio El frescor juvenil de vuestras frentes: Obreros del saber, cuya faena Comienza con la aurora, Sembradores ahora Del jeneroso grano de la ciencia, Segadores mañana De los frutos del alma intelijencia.

Sois nuestra juventud, arca sagrada
Do con amor guardamos
La fe del Porvenir idolatrada.
Sois en este momento
La mano que entreteje, siderales,
De la Patria á los lauros inmortales
Las flores luminosas del talento.
Sois el alma dormida en el regazo
De la casta ilusión, nido de flores,
Soñando en el abrazo
De la virjen ideal de los amores.
Sois el ardiente corazón mecido
Del ensueño en la nube transitoria;
¡Sed también el espíritu encendido
En la ambición sublime de la gloria!

¡ Alentad nuestra fe! ¡ Rasgad el velo Que el horizonte patrio descolora; Alzad en el oriente de su cielo Vuestra frente de aurora!

Y no sintáis vuestros felices días Del fatigoso estudio Ir consumiendo en la vijilia quieta... Acaso valen más vuestros desvelos Que los sueños febriles del poeta.

Los sueños del poeta son estrellas De tan remoto cielo, que se apagan Apenas cuando nacen; Efímeras centellas Que de la vida entre la niebla vagan Y que al soplo del mundo se deshacen.

¡No desmayéis! Sus pájinas benditas Os abre la Creación: buscad en ellas La luz de la Verdad. Están escritas En el oro inmortal de las estrellas, Del volcán en las lavas seculares, En el pórfido oculto de la roca, En el abismo ignoto de los mares, Del vapor comprimido en la potencia, En la centella eléctrica del rayo, Y en el cáliz de esencia De las flores purísimas de mayo!

No descanséis en la obra del creyente, En buscar como el pan de cada día El pan de la verdad á vuestra mente. Ola es la vida que á perderse corre Del sepulcro en la bruma, El paso por el mundo es una oleada, Y los goces del mundo son espuma. Que sea vuestro vivir linfa serena Que el campo del estudio fertilice. Que haga brotar el fruto de la ciencia La paz en el hogar de la conciencia Y fama que después inmortalice.

Sois la esperanza en flor de nuestra gloria, El mañana feliz que ambicionamos; Dejadnos por memoria Flores de ciencia que ceñir podamos Á la serena frente de la Historia. Obreros del saber, ; prended la ciencia Como un ala de luz al pensamiento, Y con ella lanzad la intelijencia Á iluminar el mundo Y titán á escalar el firmamento!

¡Hijos del porvenir, dejad que vuele En su ala de relámpago la idea Y á su excelso fulgor iluminaos! ¡Reine la Ciencia! ¡Que el Progreso sea!... ¡Y al hacerse la luz, rásguese el caos!

## LA DIVA ÁNJELA

Ánjela, te escuché. El alma mía De arrobamiento presa, Al beso de tu voz se estremecía Como al beso del céfiro la hoja, Como la cuerda que vibrando arroja Al viento su armonía.

¡Ánjela, te escuché! Sobre mi frente Se abrió... no sé qué cielo; Cruzaron el ambiente Rumores de alas en lijero vuelo; Y cual chispa que arrastra el torbellino, Me arrebataste en el raudal sonoro, En el ritmo divino De la cascada de tus notas de oro.

¿Á dónde mi alma fué? — Flotó dormida Del ensueño magnífico en la nube. Dejó la triste playa de la vida, Y en vaga lontananza Sonrió á la dicha, y reposó en el seno Del ánjel inmortal de la esperanza.

Después... vinieron en tropel confuso Memorias vagas de lejanos días, Del corazón las deshojadas rosas, El coro de las almas cariñosas Que en otro tiempo apellidaba mías. Tal vez sentí sobre mi frente triste El beso venerando De un padre que no existe; Tal vez sentí por mi mejilla ardiente El tibio llanto de mi madre ausente, ¡Madre del ama que dejé llorando!...

Quizá cuando sonaba
Tu nota lastimera,
Pálida ante mi espíritu pasaba,
Ánjel caído, mi ilusión primera.
La primera mujer, Eva nacida
Del alma virjinal entre las flores
En la casta alborada de la vida,
La mujer de mi amor y mis dolores
Por siempre amada y para siempre ida.

El mundo todo dolorido y vago
De sombras melancólicas y amantes
Que en la memoria flota;
Los pálidos semblantes
Que á verme vienen, cuando triste y solo,
Árido llanto el corazón me brota;
Todos los ecos del pasado, tristes,
En la memoria de mi amor dormidos,
Rumores de suspiros y de besos,
Ayes de adiós, del ama desprendidos,
Y que quedaron en el alma impresos...

Todo al influjo de tu voz, señora, Súbito despertó...

El alma mía Vivió siquier un hora La vida de mis sueños: Sentimiento, idealismo, poesía.

Suena tu voz... las frentes palidecen, Algo inefable el corazón oprime, Y con un llanto de emoción sublime Los ojos que te miran, se humedecen. Tu voz es el ruïdo, El trémulo susurro melodioso Del céfiro perdido De árbol en árbol en el bosque hojoso. Es la música errante en las espumas Del arroyo que plácido resbala; El trino alegre que batiendo el ala Lanzan las aves, al huir las brumas. Tu voz es la delicia Del corazón que siente como el mío, Tan blanda como el soplo que acaricia Los pálidos nenúfares del río. Es vibración que flota Del arpa de oro del querub nacida, Incomparable nota Del alma soñadora desprendida. Es la estrofa divina que, soñando, Acaso un ánjel á tu oído canta, Y que al mundo repites, despertando Con músicas del cielo en la garganta.

Bandada de arjentinas vibraciones, Aves celestes por el mundo errantes, Tus májicas canciones Caen en los corazones Como chorro de perlas y diamantes.

Tu voz es poesía Del alma en la embriaguez de la ternura, Torrente de dulzura, Cascada de armonía, Inspiración felice de poeta, Suspiro de Desdémona y Julieta, Inefable delirio de Lucia!

Voz de los seres que adorando viven Y la palabra del amor ignoran; Casta plegaria que confían al cielo Vírjenes almas que en secreto adoran; Verbo supremo, misterioso y blando Que dulce se desprende Del corazón al corazón hablando; Suspiro de ánjel que al pasar resbalas Por el alma del hombre Y al cielo le remontas en tus alas; Canto sublime de Ánjela, i dilata Tu ráfaga armoniosa!... Y al perderse en el éter cristalino En donde el sol del trópico flamea, Ese canto magnífico, divino, Himno à la gloria de mi Patria sea!

## EN UNA DISTRIBUCION

DE PREMIOS Á LAS ESCUELAS MUNICIPALES.

¡Salve, dulce niñez!

Ha mucho tiempo
Que las sendas dejé primaverales
De la infancia jentil, entre los lirios
De mis queridos campos paternales.
El sol que alumbra mi existir ahora
No es ¡ay! el de la aurora,
No el que bañó mi juvenil cabeza
Coronada de sueños y de flores,
No el bello sol de mis primeros años;
Sino el opaco sol de los dolores,
De la inmensa tristeza
Y de los incurables desengaños.

Por eso al verte aquí, niñez querida, Á mi alma conmovida Viene el recuerdo de mi edad de niño, Y al son del arpa, cuanto triste rudo, Con supremo cariño, ¡Niñez, dulce niñez, yo te saludo!

Cuando bate jentil la primavera Las alas de sus brisas melodiosas, Flora derrama su festón de rosas En el verde tapiz de la pradera. Tibia la aurora sus cendales rojos Desplega tras el monte, Y va tendiendo á los atentos ojos Su inmensa faja azul el horizonte. Entonces en el aire trasparente Más limpia se destaca la montaña, Brillan más los cristales de la fuente Y es más puro y balsámico el ambiente Que respira el labriego en su cabaña.

Entonces, ; con qué plácida delicia Absorta la mirada Resbala su caricia Del cielo por la bóveda arjentada, Por el vago perfil del horizonte Que entre la niebla pálida se pierde. Y por la franja del cercano monte Y de los campos por la alfombra verde!

El viento mece con vaivén sonoro La rica miés en que el labriego espera Opimo fruto en las espigas de oro.

Así al mirarte aquí, niñez querida,
Débil planta de amor y de esperanza,
Levantada en el campo de la vida,
Rica de porvenir y de confianza,
Y abriendo ya la tierna intelijencia
Al fecundante rayo
De ese sol del espíritu, la ciencia;
Así al mirar tan pura y floreciente
Tu dulce primavera,
El corazón presiente
De tu saber, para mi patria, el fruto
Y su sacro laurel para tu frente.

Á vosotros los niños ignorados, Flores humildes de mi patrio suelo, Á vosotros los niños desgraciados, Á vosotros que vais desheredados, Está ofreciendo el Porvenir su cielo.

Hijos de la pobreza
Que mora en el hogar del artesano,
Cuya cuna mecieron la tristeza,
El hambre, el desaliento,
El fatigado trabajar en vano...
Vosotros, arrojados por la suerte
Al antro de ignorancia donde jimen
Las víctimas del fuerte,
Á ser la presa inerte
Del infortunio, del dolor, del crimen;
¡Vosotros, levantaos! Ante la puerta
Estáis del porvenir vaga y oscura,
Pero tomad la lámpara divina
Que os ofrece el saber; su sacra llama
Todo sendero lóbrego ilumina.

Hijo del proletario Que la miseria oprime, Ha sido la ignorancia tu calvario; Mas, como el Evanjelio, el silabario De la abyección redime.

Trabajad, estudiad. Trabajo y ciencia Las llaves son del porvenir del hombre; Haced rica de luz la intelijencia Y rico haréis de lustre vuestro nombre.

Y esta madre inmortal, esta sagrada Dulce tierra de amor, Patria bendita, Á cuyo nombre el corazón palpita Y el brazo débil se trasforma en fuerte,

Por cuya gloria en el combate rudo
Aun el cobarde desafía la muerte;
Esta madre jentil ¿no tiene acaso
Lauros para la frente del artista,
Premios para el talento
Que los secretos del saber conquista?
¿No elevará con orgulloso anhelo
La gloria de sus grandes,
Como elevan sus cúspides al cielo
Los montes de cristal de nuestros Andes?

¡Oh, la dulce niñez! Flor de inocencia Que en rico fruto te abrirás mañana, ¿No sabes que con oro de la ciencia Se teje la corona soberana De la alma intelijencia?

Y vosotras, vosotras, dulces niñas, Hijas también del llanto y la pobreza, Que lleváis en el alma la pureza De la modesta flor de las campiñas; Vosotras, mariposas virjinales Que sacudiendo el ala voladora Revoláis en un campo de rosales Al tibio rayo de la casta aurora; Corazones cerrados por sencillos Del mundo triste á las amargas penas, Espíritus de paz y de alegría, Alondras cuyo vuelo Parece todavía Los confines buscar del patrio suelo;

Vosotras sois ahora La perla del hogar, la flor temprana Entreabierta á los besos de la aurora,

Pero va la mujer seréis mañana. Entonces, más que el hombre, Seréis el porvenir, pues seréis madres; Y el alma de una madre es el santuario Donde el hijo cree en Dios, el relicario De su primera fe. Tiene en sus manos, Cual blanda cera, el corazón del niño, Y con la santa fuerza del cariño Todos sus sentimientos se le imprimen. Ella es quien pone el jermen escondido De la virtud ó el crimen. Le nutre con la sangre de su pecho Y también con su espíritu; endereza Así del cuerpo el indeciso paso Como el del alma que á vivir empieza; Ella hará de ese espíritu fecundo Donde todo se imprime, Según como le inflame, Ó el alma hermosa de Platón sublime, O el alma negra de Nerón infame, En la vida del hombre se refleja Como en cristal pulido, Crimen, virtud, indiferencia, olvido, Lo que la madre en la del niño deja... Héroes criaban las madres espartanas Y mártires y santos las cristianas.

¡ Tal es, mujer, tu noble sacerdocio, Tal la augusta misión de tu existencia, Madre del hombre-rey, seno fecundo, Para poder amamantar el mundo, Junta á tu corazón tu intelijencia!

¡Oh la dulce niñez de las escuelas, Tan humilde á la vez y tan querida, Tiende tus alas con altivo vuelo, Que el alma de la tierra desprendida Por el estudio, se levanta al cielo!

¡ Hijos del pueblo, idolatrad la ciencia, De la ignorancia disipad el caos, Y á la luz del estudio conquistaos Otro pan, otro sol, otra existencia!

## LA CIENCIA

Á MI MAESTRO EN PRIMERAS LETRAS, S<sup>r</sup>. D. ANDRÉS IGLESIAS.

La ciencia es el *Fiat-Lux*. Verbo fecundo Que rasgando la noche Del espíritu humano, le deslumbra; Y cual brotara de la sombra el mundo Á la voz del Eterno, así su rayo Una creación al pensamiento alumbra.

El alma por la ciencia iluminada Despiértase del Orbe á la poesía, Como al beso de amor la desposada, Como la tierra despertó, besada Por la fecunda luz del primer día.

Ciencia, antorcha de Dios, que sacudiendo Tus vívidos reflejos, En el hondo horizonte de los siglos Alumbras las edades, y á lo lejos Iluminas los faros de la gloria En las remotas cumbres de la historia;

Ciencia, rayo de luz, ráfaga hermosa De la diadema del Señor caída, Ala en que se levanta poderosa El alma, del instante de la vida Y en lo infinito piérdese radiosa. Ciencia, mirada audaz, allá siguiendo En los abismos del vacío profundos De los cometas pálidos los rastros, Rasgando la cortina de los mundos Por saber el misterio de los astros.

Desprende el rayo de la nube ardiente Y mudo le encadena; Y esa sierpe de fuego que terrible Rasga el nublado y el confin atruena, Hoy sumisa, obediente, Lleva en un hilo de metal flexible Del hombre la palabra intelijente.

¿Dónde está la distancia? Entre la espuma De las salvajes olas del Atlante, Fiero corcel del mar, su crin de bruma Sacudiendo el vapor pasa triunfante. Alma que infunde á la materia el hombre, Con indomable empuje El vasto espacio devorando, ruje, Atrás deja los ríos, Traspone las montañas, Los bosques, los desiertos y los valles... ; Paso libre al vapor! ; En las entranas Del Aculzingo se abrirá sus calles! Ante esa faja caprichosa y leve Que se pierde en los mares Y se rasga al cruzar las sementeras, No existen valladarés Y se acercan amigas las fronteras. ¡Paso libre al vapor! Símbolo escaso El del jenio del hombre, que anhelante Marcha gritando: «; Paso! « La voz del Porvenir es ; Adelante! »

Sí, la ciencia es la luz. En vano el cielo Pretende deslumbrar el ojo humano Con su fúljido sol, ó en denso velo
De negras sombras esconder su arcano:
En vano el mar sus olas
Sobre el bajel desplomará; la tierra,
En su seno fecundo,
La edad en vano guardará del mundo;
Del libro de la ciencia prodijioso
Pájinas son las sombras del abismo,
Y allí la Jeología
Encontrará el bautismo
De la Creación en su primero día.

En vano donde quier naturaleza
Ocultará el tesoro
De los secretos mil de su grandeza,
Desde el cortejo de sus astros de oro
Hasta la pobre flor de la maleza.
Rey de lo criado, el hombre se levanta
De pié sobre su imperio,
Su corona es un sol, la intelijencia,
Y sacude la antorcha de la ciencia
Y se rasgan los velos del misterio...

¡La gloria es del saber! Cual se levantan Del Ejipto en las mudas soledades Las jigantes pirámides, erguidas En eternos cimientos, En la extensión así de las edades Se levantan soberbios monumentos Al jenio del saber; y ante su basa El siglo llega, se arrodilla... y pasa.

Grecia vive magnífica en la Historia Con el recuerdo de oro Del arte y la poesía; Aún parece que oímos el sonoro Idioma de Tucídides y Homero Brotando en armonía, Y contemplamos á Platón severo Sentado en Sunio, meditando á solas Su grandiosa república, soñada Al estruendo solemne de las olas.

Roma también. Pasaron sus lejiones Con su pompa marcial y sus laureles, Trotaron de Alarico los corceles, En los templos de Júpiter, del solio Se eclipsó el esplendor, y ni las sombras De los Césares guarda el Capitolio. Se ausentaron los Dioses y los reyes, Pero ante el mundo, Roma Quedó inmortalizada por sus leyes.

¡La gloria es del saber!¡De él es el mundo! ¡De él ese rico porvenir naciente Cuyos albores reflejarse miro, Hermana Juventud, sobre tu frente!

¡Oh grata Juventud, vívida aurora
Que ardiente llegas prometiendo el día
De la paz bienhechora
Al turbio cielo de la patria mía;
Juventud, manantial de inspiraciones,
Alma toda alborada en que se ajita
Un enjambre de nobles ambiciones;
Foco de vida, nido de esperanza,
Corazón de la Patria en que palpita
La fe en el porvenir y la confianza,
Tú eres fuerza y poder! Tú eres el brazo
En que la Patria buscará su apoyo
Para seguir altiva su camino,
Y reposar al fin en el regazo
Del ánjel tutelar de su destino.

Vida la dieron nuestros padres héroes, Lauros y libertad dióle la guerra; ¡ Que la paz y el saber la den la dicha! Y el poder de esa dicha en ti se encierra.

¡ Que el ánjel del Progreso Traiga á mi Patria su divino beso! Y con él al unjir sus sienes bellas, Encuentre, Juventud, que salpicaste Su oliva y sus laureles con estrellas!

## MI MADRE

Á LA SEÑORA DOÑA MARGARITA LLERENA DE PEÑA.

¡Oh santa madre mía!
Aún puedo al despertar por las mañanas
Santificar mi trabajoso día
Con mi beso primer sobre tus canas;
Aún puedo con el alma cariñosa
Sentir como resbala temblorosa
Tu mano en mis cabellos,
Acaso por secar, madre piadosa,
La humedad de tus lágrimas en ellos.

Porque tú lo comprendes, tú lo sabes Aunque no te lo diga, madre mía; No soy feliz... padezco. Hay en mi alma El callado sufrir de la agonía. Tú lo sabes, lo sabes, y por eso, Presintiendo de mi alma las congojas, Al estampar sobre mi frente un beso, Sin quererlo, con lágrimas la mojas.

¿ Qué fuera yo sin ti? ¿ Dónde encontrara Mi triste vida cariñoso abrigo? ¿ Quién con mis breves júbilos gozara? ¿ Quién me buscara por sufrir conmigo?

¿ Quién me diera valor? ¿ quién me alentara En esta lucha eterna con la suerte? ¿ Quién si no la evanjélica matrona À quien llamó Jesús la mujer fuerte?

¿ Qué relijiosa voz, de mi conciencia Huir hiciera la impiedad bastarda? ¿ En dónde viera yo sin tu presencia Al ánjel cariñoso de mi guarda?

Madre, tú eres la fe. Cuando en el templo Mujer de los dolores, solitaria Levantas tu oración, es el querube Quien recoje tus lágrimas y sube Con ellas al Eterno tu plegaria. Y es ella, tu oración, tu fe sublime, Tu fe de madre que el Señor bendijo, La que bañada en lágrimas redime Y purifica el corazón de tu hijo.

Tú eres piedad y dulce fortaleza; Como el ánjel que al Hijo sostenía, Tú levantas del polvo mi cabeza, Y también me sostienes, madre mía, Cuando apuro en mis horas de tristeza Mi desbordado cáliz de agonía, Cuando siento que herido de la suerte Mi espíritu está triste hasta la muerte.

Tu voz cristiana, fervorosa y santa, Que habla con Dios y á la oración invita, Del santuario de tu alma se levanta Inspirada, dulcísima y bendita. Quizá la duda con su noche impía Mi fatigado pensamiento puebla; Pero hablas... y se va, como la niebla Ante la suave claridad del día.

Tú eres, madre, la copa de consuelo Con que la fibra del pesar se calma, Y brillas como el iris en el cielo Tras la deshecha tempestad del alma. Madre, tú eres amor, amor bendito, Amor siempre inmortal, amor sin nombre, El único en que encuentra un infinito El insaciable corazón del hombre.

¡Siempre tú, sólo tú!...; Si me arrancara Este mi corazón que siento grande Porque tú estás en él, y le arrojara Al viento en mil pedazos, En cada uno grabada se encontrara La imajen de mi madre entre mis brazos!

¡Siempre tú, no más tú! Que en mi existencia Sólo tú eres bondad, bien y consuelo; Sombra de ánjel al mundo descendida Para en sus alas conducirme al cielo; Fe de mi creencia, luz de mis ideas, Mitad nunca de mi alma desprendida, Mi ser, mi amor, mi adoración, mi vida, Madre, imajen de Dios, ¡bendita seas!

## ARMONIA

¡Salve á la juventud! Tienda en el éter Sus blancas alas salpicadas de oro El ánjel inmortal de la Poesía, Arranque altivo del laud sonoro El divino raudal de su armonía, Y al batir de sus alas rumorosas, Cual gotas luminosas Desprendidas del cielo trasparente, Derrame, juventud, sobre tu frente Una lluvia de lirios y de rosas.

¡Salve á ti, juventud! ¡Nobles coronas Prepare el porvenir para tus sienes, Pues á buscar la gloria que ambicionas Al sacro templo de las artes vienes. Salve á ti, juventud, que te levantas Sonriendo á la victoria, Y con paso atrevido te adelantas Por las sendas dificiles del Arte Al oasis encantado de la gloria!

El arte... una creación. Cuando el Eterno Á la nada sombría Arrojó su jenésica palabra, El verbo resonando En los abismos del no ser profundos, Como arena lanzada por el viento Regó en el firmamento El polvo diamantino de los mundos.

Y en vasta muchedumbre
Los mundos levantaron su armonía,
El sol un rayo de su viva lumbre
Lanzó á la tierra y se produjo el día.
Se cubrieron los campos de verdura,
De bosque el monte, de cristal el río,
De pájaros y flores la espesura,
De plata y de zafir el mar bravío,
De topacio la atmósfera encendida,
La nube de arreboles,
Y palpitó la tierra estremecida
Como al beso de amor la prometida
Al espléndido beso de sus soles.

La gran naturaleza Era un templo sin nombre Alzado del Eterno á la grandeza, Y sacerdote de este templo, el hombre.

Y criador á su vez, el hombre ansioso Descorrió el ancho velo En que natura su secreto encierra, Desde la inmensa estrella, flor del cielo, Hasta la flor, estrella de la tierra.

Prestó su oído y escuchó en el viento El inquieto rumor de los follajes, De la paloma tímida el acento, El trino de los pájaros salvajes, La voz desenfrenada del torrente Desbordando del cauce que le oprime, El estruendo soberbio de los mares, Y todo ese himno místico y sublime, Ese eterno cantar de los cantares Que al nacer y morir de cada día

La tierra entera al Hacedor envía; Y de esas notas vagas y dispersas Hizo el hombre una voz... crió la armonía.

Y la música fué... Voz de las almas, Plegaria del amor, suspiro errante Que en las alas de un ánjel invisible Palpita y llega al corazón amante. ¿Quién al oir la grata melodía Que oyera en otro tiempo, conmovido No parece sentir lo que ha sentido En sus perdidas horas de alegría? ¿Quién al influjo de una voz cantando No siente levantarse dentro el alma La voz de algún recuerdo sollozando?

Primera cita del amor, querellas De un labio suplicante que nos nombra, Y á la luz de las trémulas estrellas La faz de un ánjel pálido en la sombra. Palabras en voz baja entrecortadas Por la caricia férvida, embelesos, Silencios de la dicha, y desmayadas Sonrisas llenas de aleteo de besos. El himno de las dichas que pasaron, Las frases que temblando se dijeron, Juramentos que luego se olvidaron, Suspiros que en el aire se perdieron; Anhelos de ambición, sueños de gloria, Gritos del corazón desesperado, Aplauso atronador de la victoria, Trasportes del espíritu lanzado Al mundo del ideal... todo se ajita, Despierta, canta, se estremece y jime Cuando embriagado el corazón palpita Bajo tu ala bendita, ¡Diosa jentil de la armonía sublime!

La música es la nota vagabunda
Del alma-Amor que en el espacio flota
Y da la vida y la creación fecunda;
La música es la alondra fujitiva
De los jardines del Edén divino,
Que sobre el alma al desplegar su vuelo;
Le deja con su trino
El eco blando de la voz del cielo.

El arte es creación. ¡Gloria á tu empeño, Artista juventud, la que ambicionas El corazón alzar y el pensamiento Á esa rejión feliz donde la idea Brillando en las creaciones del talento Nuevas obras inspira y nuevas crea.

Y llegarás allí, pues que en tu seno Tienes, sacerdotisa intelijente, También á la mujer, alma que sueña, Fe que no muere, corazón que siente, Espíritu celeste que derrama, Con esa fe que el corazón anhela, El sacro fuego que la vida inflama Y el entusiasmo en cuya viva llama La inspiración al infinito vuela.

El arte es creación...; Tiende ese vuelo Espíritu inmortal, hijo del cielo, Alma del hombre!; El porvenir es tuyo, El mundo es tu palacio, Tuya la tierra y la creación entera, Tuyo el tiempo también y el espacio, Y más allá la eternidad te espera! Riega doquier las luminosas flores Del arte, resplandor de la belleza, Del hombre entre las obras portentosas; Puebla con ellas la mansión que habitas,

Y, obra de Dios, ante Él álzate grande De Dios entre las obras infinitas. De tu jenio inmortal con el tesoro Engalana la gran Naturaleza, Como engalana con diadema de oro Un rey á la mujer de su terneza. La soberbia armonía Arrúllela de tu himno de victoria, Y encuentre altiva el esplendor del día En el sol sin ocaso de tu gloria!

# Á LOS NIÑOS

(EN UNA FUNCIÓN DE PREMIOS)

Estaba la tierra
Desnuda y vacía,
Inmensa tendía
Su noche el caós,
Y alzando la Nada
Allí su palacio
Ni tiempo ni espacio
Había... sólo Dios.

Mas ; Hágase! dijo La boca sagrada, Rasgóse la nada, Surjió la creación; Y Dios tendió el cielo Dejando por rastros Sus dedos los astros, Sus manos el sol.

Las aguas llenaron El cóncavo abismo, La tierra el bautismo Primer recibió; Se alzaron los montes, Se hundieron los valles, El agua sus calles Corriendo se abrió. Las aves cantaron, Se abrieron las flores, Y trinos y olores Se alzaron al par, Quedando la tierra Tan pura y hermosa Cual virjen esposa Que llega al altar.

Que toda era bella Y espléndida toda; Sus galas de boda Vistióla el Señor. Azul y con gasas De nubes, por velo La dió el vasto cielo De suave esplendor.

Con verdes praderas, Con bosques umbríos, Con diáfanos ríos La quiso vestir, Y luego eiñóla Cual cinto de ondinas Las ondas marinas De plata y zafir.

Por manto de noche La dió esa tiniebla Que borda y que puebla La flor sideral; Y eterna diadema Del cielo en la frente, Del sol esplendente La llama triunfal.

Dios hizo la tierra De encantos tan llena Que viéndola buena Al hombre la dió; Y haciéndole de ella Señor soberano, Propicio su mano Sobre ella tendió.

Él da á las campiñas La lluvia fecunda, Los prados inunda De grato verdor; Él llena las brisas De aromas sijaves, Él vistes las aves, Él pinta la flor.

Él da á los insectos Las húmedas hierbas, Las ondas acerbas Al rápido pez, Al pájaro errante Entreabre la espiga, Y deja á la hormiga Su grano de mies.

Él da sonorosa Lu música al río, Á la hoja rocío, Sustento al reptil; Él truena en el rayo, Retumba en las olas, Y está en las corolas Del lirio jentil.

Él surca el nublado Con sierpes de lumbre. Enciende en la cumbre Del monte el volcán; Y tiende del iris Las franjas remotas Tras nubes que rotas Y prófugas van.

Dios hizo la tierra
De encantos tan llena,
Que viéndola buena
Al hombre la dió.
Y al hombre, su dueño,
Le dió jeneroso
El don más precioso,
La prenda mejor.

Dióle algo más rico Que el mar y la tierra, Dióle algo que encierra En sí la Creación; Más alto que el astro, Más raudo que el vuelo, Más vasto que el cielo, Más bello que el sol.

Le dió pensamiento,

Le dió intelijencia,

Le dió la conciencia,

Le dió el corazón;

Le dió cuanto grande

Su espíritu alcanza

À hacerle semblanza

É imajen de Dios.

Y el hombre, ¡ insensato! ¿ Irá por la vida

Cual hoja caída

De efímera flor?

¿ Cual grano de arena,
Cual copo de espuma,
Cual rápida pluma
Que el viento llevó?

¿ Irá sin objeto, Sin luz ni camino, Á ignoto destino Perdido al azar? Cerebro sin mente, Pupila sin fuego, Sonámbulo ciego, ¿ Sin alma?...; jamás!

Espíritus libres
Tranquilos y bellos,
Serenos destellos
De un fuego inmortal,
Vosotros los niños,
Las almas de aurora,
Celajes que aún dora
La luz matinal:

Allí á nuestros ojos Se extiende bendito El campo infinito Del alma saber; Allí es donde toma Su fe la conciencia, Allí están la Ciencia, La luz y el poder.

La ciencia — sabedlo — La Ciencia es victoria; Camina la Gloria Siguiéndola en pos. ¡ La Giencia es el ala Flamíjera y santa Que al hombre levanta Del polvo hasta Dios!

Allí están sus palmas, Allí están sus bienes, Ceñid vuestras sienes Con lauro triunfal; Y sed nuestro orgullo, Y sed nuestra gloria, Dejando á la Historia Renombre inmortal.

### EL ARTISTA

¡ Dadle aire, luz, espacio... Tended ante su vista
De un horizonte de oro
La vaga inmensidad!
¡ Dejadle libre y grande! Dejadle... es el Artista;
Su numen es el jenio, su sueño la conquista,
Y tiene dos amores:
La Gloria y la Beldad.

De niño, cuando sólo resbala por la frente El fuego casto y suave Del beso maternal, Su frente de poeta, ya pálida y ardiente, Estaba pensativa... Poblábase su mente De imájenes y sueños De un mundo celestial.

La aurora, el sol de fuego, la misteriosa calma De la sagrada noche, Los astros del Señor; La brisa que sacude las hojas de la palma, La sombra y el silencio, hablaban á su alma En un idioma vago De dichas y de amor.

Le habló con sus rumores la selva centenaria, Le habló con su murmullo La brisa del pinar; Y en la remota playa, ardiente y solitaria, Oyó cómo entonaban magnífica plegaria Los vientos y las olas, Los tumbos de la mar.

Y alzó su frente altiva bañada por el día, En fuego la mirada, En fuego el corazón; Y cuando al mundo quiso decir lo que sentía, Una arpa entre sus manos, temblando de armonía,

Para cantar su alma De súbito encontró.

Amó... cantó la dicha... Después... vino el tormento. Amor ¿ no eres acaso Del corazón la cruz?...

Pero es para el artista fecundo el sufrimiento; Allí la ciencia aprende del grande sentimiento, De aquella triste sombra Despréndese la luz.

El es el alma inmensa. La humanidad entera
Palpita en el misterio
De su alto corazón!
Es el latido de ella; por ella cree y espera,
Por ella sufre y llora, por ella desespera,
Por ella del martirio
Levántase hasta Dios.

Así cruza el poeta la senda de la vida.

La paz de la ventura

No se hizo para él.

Le ignora la fortuna, el porvenir le olvida,

Pero su frente triste y pálida va unjida

Con yo no sé que beso

De cielo en su laurel.

¿ Qué importa á su gran alma la dicha transitoria Del oro, la fortuna Y el rápido placer?... Escrita con la cifra de bronce de la Historia Tal vez al mundo deja la pájina de gloria Que el golpe de la suerte No puede ya romper.

Dadle aire, luz, espacio!; Tended ante su vista
De un horizonte de oro
La vaga inmensidad!
Dejadle libre y grande! Dejadle... es el Artista,
Su numen es el jenio, su sueño la conquista,
Y tiene dos amores:
La Gloria y la Beldad.

l Dejad que su alma sueñe, dejad que su alma espere Y que su vuelo tienda Del idëal en pos! La gloria de sus sueños es gloria que no muere... Espíritu sublime que lo infinito quiere, Está lejos del mundo Porque se acerca á Dios.

# ¡Á LAS ARMAS!

¡No tenemos más rey que las leyes, No tenemos los libres señor! ¡ Que con sangre se tiña de reyes Nuestro bello pendón tricolor!

¿ Hasta cuándo en vil ocio, hasta cuándo Yaceréis, mejicanos, dormidos? ¿ Hasta cuándo seréis tan sufridos Que se os pueda venir á insultar? ¡ No de paz, no de fiestas y danzas Es esta hora que pasa tremenda... Aquí mismo, en la patria, su tienda Ha venido el francés á plantar!

¡ Á las armas! Oid cuál resuenan De conquista los hurras salvajes... ¿ Hasta cuándo vengáis los ultrajes? ¿ Para cuándo queréis el valor? El que lleva en su pecho grabada De la patria la imajen querida, Nunca piensa que juega la vida, Sólo piensa que gana el honor.

Sólo piensa cuando entra en la lucha Que el oprobio al cobarde le queda; Sólo busca lugar en que pueda La ancha espada mortífera hundir. Sólo sabe, ya tinto en su sangre, Que morir por el niño, la anciana, Por la madre, la esposa, la hermana, Por su Dios y su hogar...; no es morir!

¡ Es cumplir por la patria bendita La misión más sublime del hombre; Es quizá bautizar con su nombre Una pajina de oro triunfal; Es vivir como vive la Fama, Es vivir como vive la Gloria, Es comprar á la excelsa Victoria El derecho de ser inmortal!

¡ Á las armas! ¡ El grito de guerra Como el trueno los ámbitos llene, Y del Jila al Grijalva resuene, Del Pacífico al Golfo también! ¡ Y cual llama de incendio que el soplo De impetuoso huracán arrebata, Como tromba que el rayo desata, Se desplome la guerra doquier!

¡ À las armas! ¡ Los montes, los valles, Las ciudades vomiten guerreros!... ¡ Luz nos den en el día los aceros, Y en las noches alumbre el cañón! Y que corra la sangre agostando Flor y mies en la vasta campiña... Cuando el agua de rojo se tiña Ya podremos lavar el baldón.

¡ No haya paz! ¡ El flamíjero incendio Del combate la atmósfera abrase; Cada pecho que el hierro traspase, Multiplique en los otros la fe! ¡ Y no quede un pedazo de tierra Que no moje la sangre enemiga... Si es preciso, no quede quien diga De nosotros: la Patria aqui fué! ¡ Sí!... ¡ primero se tornen
Las ciudades en mudos desiertos,
Y los campos se cubran de muertos,
Y la patria perezca en luchar,
Que sumisos á un amo extranjero
Ofrecer nuestra carne á su vara,
De vergüenza taparnos la cara
Y cual pobres mujeres llorar!...

Nuestro sol es el sol de los libres, Nuestro suelo es un suelo de bravos; Pero si hay corazones de esclavos, Si hay traidores...; maldígalos Dios! El traidor no es hermano... va solo, Es Caín vagabundo y proscrito; Dios escribe en su frente: ¡maldito! Y sus hijos le ven con horror.

¡Oh mi Patria! ¡En un tiempo la lucha Sin picdad á tus hijos diezmaba; Sangre propia tu seno chorreaba, Sangre extraña tu espada también. En un tiempo, con mano terrible La melena rëal sacudiste Del ibero León, y la oiste Ya vencido rujir á tus piés!...

¿Cómo es que hoy á tu frente divina El baldón por el galo se escupe? ¿ Quién de Puebla arrasó el Guadalupe? ¿ Quién el sol de tu Mayo apagó?... ¡ Á las armas! Doquier el incendio De la guerra tus campos alumbre, Y retiemblen la costa y la cumbre Al feroce tronar del cañón. ¡ Á las armas! ¡ El sol de la Patria No vea más nuestra triste vergüenza! ¡ Es preciso que Méjico venza, Y en el nombre de Dios, vencerá! ¡ Al cadalso, á la tumba, al oprobio Rodarán el monarca y vasallos... Y sus cascos pondrán los caballos En la sacra corona imperial!

¡ No tenemos más rey que las leyes, No tenemos los libres señor, Ni aquí tienen más trono los reyes Que el cadalso sin gloria ni honor!

## ODA Á LA PATRIA

(cinco de mayo de 1862)

Alcemos nuestro lábaro en la cumbre Esplendorosa de granito y nieve Del excelso volcán, á donde raudo Entre el fulgor de la celeste lumbre Tal sólo el cóndor á llegar se atreve; Donde la nube se desgarra el seno Para vibrar el rayo Y hacer rodar en el abismo el trueno. Alcemos, sí, bajo la arcada inmensa Del cielo tropical y sobre el ara Diamantina del Ande El augusto pendón de la victoria, Que aún mereciera pedestal más grande La enseña de la Patria y de la Gloria!

¡Oh santo nombre de la Patria!... Escuda Con tu prestijio inmenso Ésta mi audaz palabra tan desnuda De elocuencia y vigor; haz que vibrante Al pié de tus altares se levante, Y sea como la nube del incienso Ante el ara de Dios; haz que resuene Potente, y en su vuelo Con tu renombre los espacios llene, Y cubra al mundo y se levante al cielo!

Ayer — fugaz minuto que á la Historia Acaba de pasar en las serenas Y deslumbrantes alas de la Gloria — Ayer en la ignorada Cumbre de una colina que ceñía Una cinta de frájiles almenas Y pobre artillería, El mejicano pabellón flotaba Bajo un cielo de brumas, Como en la frente del guerrero azteca Rico penacho de vistosas plumas. Mas no flotaba al beso voluptuoso De las brisas del trópico; crujía Al soplo tempestuoso De un huracán de muerte, y se tendía Su lona tricolor, como del iris Sobre la frente negra de los cielos La diadema se ostenta Cuando huyendo flamíjera sacude Su melena de rayos la tormenta.

Y era también un iris de esperanza Aquel sagrado pabellón erguido Ante el jenio feroz de la mantanza, Aquella enseña del derecho herido Alzándose terrible á la venganza. Allí del mundo de Colón los ojos Severos se fijaban, centelleando De impaciencia, de cólera y enojos. Y quién sabe si airadas Allá desde los picos solitarios De la alta cordillera, silenciosas, Envueltas en sus pálidos sudarios, De nuestros héroes muertos asomaban

Las sombras espectrales Y el Guadalupe atónitas miraban.

¡ El Guadalupe!... Ostenta en sus laderas De la Patria las bélicas lejiones, Brillan las armas, flotan las banderas Y se mezcla al rodar de los cañones El toque del clarín, la voz de mando Y el relincho marcial de los bridones.

Y más allá, cruzando la llanura, Henchidas de arrogancia, Tendiendo al sol las alas voladoras Las imperiales águilas de Francia Conduciendo las huestes invasoras.

Las huestes sin rival. En sus pendones Cien y cien veces derramó laureles Propicia la Victoria; Soldados favoritos de la Gloria, En los campos de Europa sus corceles Han dejado una huella ensangrentada Y cien veces sus pájinas la Historia Abrió á la punta de su atroz espada.

Ellos son y avanzan...; Dios Supremo!; Ah! ¿ qué va á ser de nuestra pobre tierra Ante esos semidioses de la guerra?... ¿ Qué va á ser del soldado mejicano, Soldado humilde, sin laurel ni pompa, De esos titanes al tremendo empuje?

¿ Qué va á ser?... Vedlo ya... Suena la trompa, Silba la bala, la metralla ruje, Se avanzan con furor los batallones, Se chocan los guerreros, Se desgarran flotando los pendones. Crujen tintos en sangre los aceros, Tiembla la cumbre, tiembla la llanura Al estruendo mortal de la pelea, Y de humo y polvo en la tiniebla oscura El cañón formidable centellea!

¡Terrible batallar! Potente rabia
De insensato furor ebrio de sangre;
Festín de la venganza
En que sólo resuena pavoroso
El salvaje rujir de la matanza;
En que fiera la vida
Se escapa palpitante por la herida
Del corazón indómito que aún late
Encendido en las iras del combate;
Instante de terror y de grandeza
En que el débil en bravo se convierte
Y se hace león el corazón del fuerte;
Y convulsa la vida se desgarra,
Y se goza el Horror y ríe la Muerte!

¡Terrible batallar! Golpe por golpe,
Furor contra furor, vida por vida
Y sangre nada más: allí la fama
Del francés vencedor y su pericia
Contra el derecho trasformado en pueblo
Y armado de justicia...
Terribles las lejiones
Cual de la mar olas turbulentas
Que flajela el furor de las tormentas,
Se encuentran y se chocan y se rompen
Feroces y sangrientas!...

¿Y es verdad... es verdad?... Los invencibles, Los que cejar no pueden, Los tigres de Inkerman y Solferino, ¿Aquí blanca la faz, perdido el tino Y con miedo en el alma... retroceden?

¿En dónde está su incontrastable arrojo? ¿En dónde su furor armipotente? ¿Do el llegar y vencer que suyo haría Inmóvil de terror el Continente? Las águilas francesas ¿No midieron, cruzando el Océano, Cuánto eres, Libertad, grande y potente Bajo el inmenso cielo americano?...

Soberbias te arrojaron sus lejiones; Y viéndolas llegar, en tu mirada Las iras del ultraje centellearon; Y vibrando relámpagos tu espada Sus golpes matadores El rayo de la muerte fulminaron; Sangrienta charca abrióse tu pisada, Nada su rabia de leones pudo Y ante tu fuerte escudo Ellos, los invencibles... se estrellaron!

¡Y tres veces así!... Del Guadalupe Quedaron las laderas De pálidos cadáveres sembradas, Y de francesa sangre Y sangre mejicana ¡ ay! empapadas.

Y cuando el sol de Anáhuac esplendente Bajaba al Occidente, El ánjel tutelar de la Victoria Voló á arrancarle su postrero rayo, Bañó con él de Méjico la frente Sellándola de gloria Y con letras de sol Cinco de Mayo, Para los siglos escribió en la Historia Entonces... tú lo sabes, Puebla mía, i Oh Puebla! cuya heróica bizarría Nunca ensalzar como merece supe; Tu nombre, sepultado en el olvido, Aprendiólo la Francia al estampido Del cañón que tronaba en Guadalupe.

Cayó esc nombre en la soberbia Europa Con el ruido triunfal de una victoria, Cayó vestido con el ampo de oro Del sol de Mayo que alumbró tu gloria.

Desde entonces, allá, bajo el screno Dosel de auroras que desplega Oriente, Envuelta en olas de oro por la lumbre De aquese sol triunfal, y coronado Con el lauro que el tiempo no destroza, Del Guadalupe yérguese en la cumbre La figura inmortal de Zaragoza!

Las águilas francesas que algún día
Tendieron sobre el mundo
Ebrias de triunfos las potentes alas
Llevando entre sus garras las banderas
Vencidas y hechas trizas
De naciones altivas y guerreras;
Las águilas que guiaron la fortuna
Sangrienta de los fieros Bonaporte,
No posaron su vuelo victorioso
Después, del Guadalupe en el baluarte.
Y queda allí soberbio monumento
De patriotismo y gloria,
Vistiendo con la sangre no lavada
La púrpura triunfal de su victoria.

Allí queda á su planta la esforzada
Guerrera de Atoyac, Puebla la bella,
La tierra de mi hogar que guarda altiva
Cual cicatrices que la gloria sella,
Sus rotos muros, sus deshechos lares,
Sus calles destrozadas,
Y en pié las ruinas de sus grandes templos
Por la bala francesa acribilladas;
Elocuente padrón del heroísmo
Y del patrio denuedo,
Pájina de la historia
Del mejicano corazón sin miedo.

Allí queda la invicta Amazona mostrando cual trofeo La palpitante herida del combate, Por la cual, ante el sol, como en el roto Pecho de los guerreros de Tirteo Se ve el valiente corazón que late.

Allí queda ese fuerte de los libres Ante cuyo granito la soberbia De los nunca vencidos se destroza; ¡ Allí queda ese campo de pelea Donde hollaron las cruces de Crimea Los cascos del corcel de Zaragoza!

¡ Allí quedas, mi Puebla! Y si algún día Arroja el extranjero El grito de la guerra á tu muralla, ¡ Renueva tu osadía, Vibra de nuevo el matador acero, Desata el huracán de la metralla, Fulmina fiero de la muerte el rayo, Y la sangre del campo de batalla La seque aún otra vez la esplendorosa Lumbre de gloria de tu sol de Mayo!

### Á LOS ALUMNOS DEL COLEJIO DEL ESTADO

(DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS)

Cuando allá en los confines de la Historia, En la aurora del mundo, Cuando el tiempo era niño todavía Y al *Hágase* fecundo Del Eterno, la gran naturaleza Sus pompas virjinales revestía; Cuando el hombre salvaje Y de pieles cubierto, Vagaba confundido Con las fieras sin nombre del desierto: Cuando tenía que compartir el fruto Del árbol con los pájaros errantes Y disputar al bruto Los restos de su presa, palpitantes; Cuando el sol del estío Fuego lanzando en la rejión serena Y calcinando la desnuda arena Abrasábale impío. Y le azotaba el huracán violento, Y le mojaba jélida la lluvia, Y le punzaba el frío; Cuando en la playa, á solas, Contemplaba con ojos espantados Los mares irritados Alzar bramando sus tremendas olas: Cuando dentro su choza que temblaba El temblaba también, de miedo yerto,

Al escuchar el trueno que rodaba Y ver flamear incierto El relámpago pálido, alumbrando La pavorosa noche del desierto; Cuando eiego y estúpido, infelice. Con fatigado paso Iba el hombre al acaso Y solo en la Creación... solo en la vida, Solo con sus dolores sin medida. Solo con su miseria, Como la bestia doblegada al suelo Por el peso mortal de la materia; Cuando su mente oscura Ciego abortaba el pensamiento vago, Y no daba á sus lágrimas dulzura De la esperanza el cariñoso halago; Cuando sin ilusiones ni deseo Se arrastraba en el polvo hasta el olvido. El corazón ateo, En tiniebla el espíritu perdido, Errante, débil, infeliz y bravo,

Entonce, en esa hora, Era Naturaleza la señora, ¡ El Hombre... era el esclavo!...

Mas hoy que no hay sobre la vasta tierra Ningún poder que su poder resista, Que es para él cada obstáculo una guerra Y entonces cada guerra una conquista; Hoy que el fiero Oceano, Sacudiendo su crin de olas rujientes, Sólo es para el humano Corcel en que cabalga soberano Visitando los anchos continentes; Hoy que da á la palabra

El vuelo del relámpago, y la idea Rápida como el rayo, por el mundo En las alas del rayo se pasea; Hoy que señala su corriente al río. Que enlaza las montañas, Y las hace escuchar, estremecidas, El grito del vapor en sus entrañas; Hoy que ya del profundo Abismo de la tierra abrió las puertas, Y ha preguntado á las edades muertas El jénesis del mundo; Hoy que sintiendo en su fecunda mente Del infinito la atracción suprema Arroja al cielo su pensar ardiente, Deja atrás la rejión de las centellas Y navega, burbuja intelijente, En el mar sin confín de las estrellas: Hoy que su alma ideal, chispa sagrada Por el Dios encendida No cabe en el instante de la vida. Y despreciando la mezquina nada No ve en la tumba abierta Al paso del proscrito Más que la oscura puerta One conduce á otro mundo... el infinito; Hoy que encierra saber su pensamiento Amor su corazón, fe su conciencia, Oue tierra y firmamento Alumbra con su ciencia, Y que á sus plantas el error enclava Y que le acerca á Dios su inteligencia, ; El Hombre es rey... Naturaleza, esclava!

El hombre es rey. La Creación hermosa Como una virjen al amor rendida Le rodea cariñosa,
Y le brinda en su seno, voluptuosa,
La copa de misterio de la vida.
La copa del saber en que se esconde
Del Creador el secreto soberano,
Y cuyo néctar al tocar el labio,
Hace un hijo de Dios del ser humano.
Que la Ciencia, centella desprendida
De la inmensa mirada del Eterno,
Y en el humano espíritu caída,
Desde la triste sombra de este suelo
Rasgando la tiniebla de la vida
Le alumbra el mundo y le señala el cielo.

Tú eres, Ciencia, del mundo la señora, ¿ Para ti los laureles y las palmas, Y los himnos del arpa vibradora Y el culto de las almas! ¿ Para ti los perfumes y las flores, Para ti lo mejor de la existencia... Si sólo vive el corazón de amores Sólo vive el espíritu de ciencia!

¡ Oh grata juventud! Alma de aurora Que vibra estremecida Como una lira melodiosa y blanda À los primeros soplos de la vida; Dulce jeneración en primavera À quien deslumbra el esplendor del día. En quien derrama la ilusión primera, Como una lluvia matinal de flores, La inefable pasión de los amores, La esperanza, la dicha, la poesía Y todos los ensueños seductores De la májica edad de la alegría;

Juventud, porvenir que se levanta, Sangre que hierve, corazón que late, Guerrera que se apresta Segura de los triunfos al combate; Sacerdotisa eterna de la idea Que en la ara de la Ciencia Á la diosa Verdad, en holocausto Consagras lo mejor de la existencia; Hermana juventud, ¡ álzate grande! ¡ Alcanza las conquistas del talento, Y vuele á la Verdad tu pensamiento Como el soberbio cóndoro del Ande Al espléndido sol del firmamento!

## EN LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL DE PUEBLA

(VELADA ARTÍSTICO-LITERARIA, DEDICADA AL GENERAL ULISES GRANT)

Hay un artista...; Dios! Tendió su cielo Y, cual polvo caído de sus huellas, Derramó en los espacios infinitos Un reguero de mundos... las estrellas.

Habló, dijo: ; la luz! y la sonora Voz que la inmensidad estremecía, Del caos huyendo desprendió la aurora Y de la aurora desprendióse el día.

El día, la vasta luz, el torbellino
De átomos de oro que al tender su vuelo
Por los campos del éter cristalino
Encienden con su polvo diamantino
El esplendor magnífico del cielo.
El día, pompa del sol, rejio atavio,
Beso de luz que deja en las corolas
El trémulo diamante del rocío,
Y chispeando en la cresta de las olas
Tiende un collar de soles en el río.
El día que viste de esplendor la tierra,
De iris la flor, de púrpura el celaje
Y en penachos de perlas desparrama
Las olas del Atlántico salvaje.

El día que enciende con su llama de oro De la ancha tierra el perfumero inmenso Para que suba al Dios de las alturas Entre música, flores y aromas El himno universal de las criaturas.

Á la espléndida luz del primer día La tierra, que de amor se estremecía, Desplegó sus soberbios horizontes, Puso en calma sus mares turbulentos, Hundió sus valles, levantó sus montes, Hizo soplar suavísimos los vientos Cargados de perfumes y rumores, Y al extender del bosque la espesura, Pobló la soledad de la llanura Con torrentes y pájaros y flores.

Y en medio de esta luz, de esta armonía, De este nido de amor, de este embeleso, El hombre despertóse acariciado Por el fuego nupcial del primer beso.

Abrió sus ojos, y el divino rayo Del sol que aparecía, Ante sus ojos, se veló un instante, Que más bella que el mundo que nacía, Más esplendente que la luz del día Era la imajen que tenía delante.

Eva, la flor de Dios, la seductora Creación del primer sueño, la doncella Formada en el regazo de la aurora Para sus bodas con Adán, aquella Que ya en el Paraíso tentadora Cuando apenas nacía, Rival de Dios después sobre la tierra En el alma del hombre se alzaría.

Adán creía. Los cielos asombrados Con Dios á solas conversar le oyeron Del Edén en los huertos perfumados, Y en torno de él para guardarle vieron La lejión de los ánjeles alados. Adán creía; pero olvidó un instante La cara de su Dios, y en su locura De Eva al mirar bellísimo el semblante Se arrodílló temblando y palpitante Ante el divino sol de la hermosura.

Sintió en su alma otro Dios, desconocido, Pero hermoso también, también supremo, También Creador y grande sin medida; El Dios-Amor incontrastable y fuerte, Y al presentirle idolatró la vida, Y por gozarle desdeñó la muerte.

Amó, y su pecho se bañó en ternura, Y desbordó en su labio la dulzura De Eva al decir el delicioso nombre; Ciñó su talle con jentil abrazo, Reclinó la cabeza en su regazo Y olvidado de Dios, quiso ser hombre.

Y Dios celoso le arrojó irritado Del profanado Edén sobre la tierra, De la hermosa mujer acompañado; Le arrojó á la expiación y á la guerra Con todo lo creado.

Y el hombre se encontró desconocido En la vasta Creación; ánjel caído Ausente de su Dios, por un instante En los umbrales del Edén perdido Quizá lloró, quemando fujitiva
La lágrima primera su semblante;
¡ Mas luego irguióse su cabeza altiva,
Lanzó al remoto cielo una mirada,
Abarcó luego la desierta tierra,
Y al sentir en su mente el pensamiento,
En su brazo el vigor, y el ardimiento
En su jigante corazón, lanzóse
Contra la hostil Naturaleza en guerra!

#### 11

Y de entonces acá, siglo tras siglo, Infatigable luchador el hombre Viene escribiendo su triunfante nombre En el libro inmortal de las edades. Humilló de las fieras la bravura, Con su trabajo fecundó la tierra Y tapizó de mieses la llanura. Derramó en el desierto las ciudades, Dominó con sus torres el espacio Y levantó, soberbio, su palacio Junto al templo erijido á sus deidades.

En vano el mar, rujiendo de coraje
Al sentir en su espalda la barquilla,
Su crin de espuma sacudió salvaje
Y reventó su turbulento oleaje
En las quietas arenas de la orilla.
Presintiendo del hombre el poderío
En su contra llamó las tempestades,
Hizo rodar el trueno en el vacío,
Abrió en la inmensidad sus soledades
De hondo misterio y de terror sombrío...
Todo en vano...

¿ No veis allá á lo lejos

Sobre las olas de rizada espuma,
Del magnífico sol á los reflejos,
Tenderse al aire cual gallarda pluma,
Blanco penacho de indecisa bruma?...
¡ Es el vapor! Su pabellón de gloria
Proteje al hombre sobre el mar perdido;
La inmensidad, el huracán, el trueno,
La tempestad flamíjera, han huído...
Dragones de la mar ya no la guardan:
El mar está vencido.

Vencido está como lo está la tierra, Cuyas entrañas al trabajo abiertas Prodigan el tesoro Inagotable de sus venas de oro, Y en cuyos senos el saber profundo Ha hecho decir á las edades muertas El misterioso jénesis del mundo. Vencido, como está Naturaleza Á quien arranca dilijente el sabio Secretos de poder y de grandeza...

¿ Qué es esa chispa que en la nube oscura Con ímpetu violento Lanza el trueno, y fulgura, y centellea? En el cielo es el rayo, entre los hombres Es el dócil corcel del pensamiento Y lleva en su relámpago la idea.

¡Tú eres, Ciencia, del mundo la señora! ¿Cómo no dominar las tempestades, La centella y el piélago bravío, Cuando al sol detuviste en su carrera, Y fijándole allí tu poderío Arrojaste á la tierra triunfadora Á trazar voladora Su curva jigantesca en el vacío?..

¡Oh Ciencia, tú eres grandeza!
Por ti, sólo por ti, pudiera el hombre
Levantando orgulloso la cabeza
Llamarse hijo de Dios. Tú eres la llama
Que nuestro frájil ser inmortaliza,
Y transformando en sacerdote al hombre
Y en templo la Creación, le diviniza.

Tú eres vida inmortal. Contigo el arte Crece y vive también. ¿ No ha trasformado La tienda que las tribus vagabundas Alzaban del desierto en las arenas Y las rústicas aras pastorales En los sagrados pórticos de Atenas Y de Cristo en las santas catedrales? ¿ No del cincel á los prodijios raros Bajar hizo á los griegos pedestales Los magníficos dioses del Olimpo Á dar vida á los mármoles de Paros?...

¡El Arte es jenio, inspiración, grandeza! El mismo Dios le teje sus coronas...
El Arte es Rafael robando al cielo El rostro anjelical de sus Madonas; ¡Miguel Ángel arrancando al suelo Ancha mole de pórfido y granito, Y arrojando, pujante, De San Pedro la cúpula jigante Á la rejión azul del infinito!

El Arte es esa Italia de Rossini Inundando la tierra de armonía, Es el cisne de Pésaro exhalando En un himno del cielo su agonía; Es Ánjela, nuestra Ánjela llevando En el canoro y musical gorjeo De su dulce garganta mejicana,

| Al |          | es | pl | ér | adi   | id | О | alcázar europeo   |  |   |  |   |   |   |   |  |    |   |
|----|----------|----|----|----|-------|----|---|-------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|----|---|
| El | El trino |    |    | )  | de la |    |   | alondra americana |  |   |  |   |   |   |   |  | ı! |   |
|    | •        | •  | •  |    |       | •  |   |                   |  | • |  | • | • | • | • |  | •  | • |

¡ Y en tanto que la Ciencia es la grandeza Del hombre, hijo de Dios; mientras el Arte Derrama el esplendor de la belleza En las obras del jenio, y se levanta Rival de la jentil Naturaleza, He aquí la Industria que también se acerca Al festín de la Gloria y la Conquista, Y el himno hermoso de los triunfos canta!

¡Gloria al sabio inmortal, gloria al artista! Pero gloria también al artesano, Trabajador fecundo Que lleva humilde en su callosa mano Algo también del porvenir del mundo. Gloria al obrero, al hombre del trabajo, Al hijo del taller, al que constante En su obra de adelanto redentora, Quizá del mundo ante la faz mañana Alto, muy alto con su afán levante El nombre de esta tierra mejicana.

#### Ш

Patria, nido de amor, grupo de flores, Que besa el sol y que enamora el día, Santuario de la fe de mis mayores, Tierra de la beldad y los amores, É incomparable amor del alma mía; Hogar del corazón, patria del alma, Méjico la jentil, virjen azteca, Como Venus nacida de las olas, Envuelta como Venus en la espuma, Y robada al amor de Moctezuma Por las audaces manos españolas: Tierra del Anahuac, huerto florido Oue en el Edén de América descuellas Con tu cielo de azul y de arreboles, Donde brillan tan fúljidos los soles Y tiemblan tan amantes las estrellas: Tierra de promisión, tan seductora Con tus bosques, tus lagos, tus verieles. Tus montes de oro, tu tapiz de rosas; Y tus sabios, tus poetas y guerreros, Y tus hijas con ojos de luceros Que parecen mujeres y son diosas; Patria del corazón, quiero que te amen Así cual te amo yo, cuantos te miren; ¿Quiero que bella sin rival te llamen Y grande te respeten y te admiren!

He aquí un huésped ilustre. Viene amizo Un pueblo á visitar, un pueblo hermano Que de su gloria y su valor testigo, Al saludarle con aplauso ufano No mira en él al grande presidente Sino al gran ciudadano, Al brazo varonil, fuerte y potente Que más allá del turbulento Bravo Hizo pedazos con terrible espada La afrentosa cadena del esclavo!

¡ Salud al redentor del oprimido, Y salud á la América potente, Rival de Europa tras los anchos mares, Á la tierra de Hidalgo y de Bolívar De Wáshington, de Lincoln y de Juárez!

¡ Que de la Unión en el extenso cielo Brillen siempre gloriosas sus estrellas; Y el águila soberbia mejicana Independiente, libre, soberana, Vuele tan alto como brillan ellas!

¡ Que multiplique América sus grandes Y le prodigue el porvenir coronas, Mientras alcen su cúspide los Andes Y ruede su cristal el Amazonas!

¡ Que grande, bello, espléndido, fecundo Levante Dios con su potente mano De las playas de luz americanas, Para alumbrar la libertad del mundo, El sol de las Repúblicas hermanas!

#### PINTURA AL PASTEL

¡Lástima que en verdad no sea de Lola La cara anjelical que lleva puesta! Pero es suya no más porque le cuesta, Como dice el soneto de Arjensola.

Agréguese á esto la tremenda cola, El alto puff, la enmarañada cresta, Y dígame cualquiera si no es ésta Una muchacha que se pinta sola.

Mancha ninguna su beldad empaña; Mas yo, aunque dicen que por ella muero, No la quisiera ver cuando se baña;

Y sólo pide á Dios mi amor sincero Que el viento no se lleve su castaña, Ni le caiga en el rostro un aguacero.

# EN EL ÁLBUM DE PEPE

¿ La amaste?... Pues olvídala. Esta vida De bienes duraderos tan escasa, Amando y olvidando se nos pasa Y cuanto más se vive más se olvida.

Una pasión es fiebre que, homicida, Se nos mete cual Pedro por su casa Dentro del corazón, y nos le abrasa... No hay, pues, que dar á la pasión cabida.

La mujer es un ánjel, no lo niego; Pero, Pepe, la Biblia es testimonio De que la echaron del Paraíso luego:

Estaba en relación con el Demonio, Y, como no han *quebrado*, á pensar llego Que ya hasta contrajeron matrimonio.

## **JUANITA**

Mirad á Juana; su cintura es leve, Blanquísima su frente sin mancilla, Y envidiará el carmín de su mejilla La fresca rosa que favonio mueve.

¿Quién temerario á resistir se atreve El dulce fuego que en sus ojos brilla? ¿Quién temblando de amor no se arrodilla Y besa el polvo de su planta breve?

Todo cuanto natura en esta tierra Ha prodigado á la belleza humana, En Juanita no hay duda que se encierra:

Mas; ay! que esa beldad tan soberana, Queriendo escribir guerra pone gerra Y firma al pié de sus cartitas: Guana.

## EN UN EJEMPLAR DE LA « DIVINA COMEDIA ».

La « Divina Comedia » es el poema De ese mundo escondido en la secreta Sombra del corazón, infierno y cielo, Pecado y expiación, perdón y calma; Y Dante es sólo el hombre hecho poeta Errante en los abismos de su alma.

# Á LA SOCIEDAD LITERARIA

« RODRÍGUEZ GALVÁN »

¡Óyeme, juventud!

Callo en mi labio

El himno de alabanza, Y abro mi corazón, en donde guardo La voz de la amistad y la confianza.

Me llamaste á tu seno, y he venido Pobre de lo que esperas; Mas si jamás talento he poseído, Aún guarda el corazón envejecido Algo de sus lejanas primaveras.

Aún el fuego divino
Que enciende en esa edad la fantasía
Y alumbra el pensamiento,
Como alumbra el inmenso firmamento
El rayo de oro del naciente día;
Aún ese fuego deja
La última de sus chispas encendida
Dentro de un corazón que ya se aleja
De los confines de la edad florida,
Dentro de un corazón que van enfriando
Las nieblas de la tarde de la vida.

Esa chispa se aviva, y á su fuego El ánimo se inquieta, Y yo su impulso irresistible sigo, Trayendo, más que el canto del poeta, La mano cariñosa del amigo.

Deja, pues, que en las cuerdas silenciosas Del arpa abandonada Busque yo las antiguas armonías, Que acaso se llevaron para siempre Las blandas auras de mis bellos días.

Deja un instante que á tus puertas llame, i Dichosa juventud! Deja que aliente Tu atmósfera de luz, tu ambiente libre, Y que á tu hogar mi corazón caliente, Que á tu festín primaveral me siente Y que mi canto con los tuyos vibre.

Que, también como tú, cuando mis horas Estaban alumbradas todavía Por el beso de luz de sus auroras, Y la ilusión y la esperanza ardiente Lanzaban tentadoras Una nube de sueños á mi frente, Sentí que abrasador el pensamiento El raquítico cráneo me rompía, Y águila audaz de poderoso aliento, En pos de libertad y firmamento Sus alas impacientes sacudía.

Entonces, como tú, sintiendo estrecho Á la ansiosa mirada el horizonte Y al ajitado corazón el pecho, Soñé otro mundo tras el patrio monte, Otro aire azul tras el paterno techo, Y en alas del amor y la confianza Busqué otra inspiración á mis cantares, Otra felicidad á mi esperanza, Otro incógnito Dios á mis altares,

¡ Otro amor á mi amor!... Febril empeño Mi mente enardecía En pos del mundo que forjó mi sueño.

«¡ El mundo de mi loca fantasía,
Mi mundo de poeta,
Un pedazo de cielo que se abría
En la rejión del alma más secreta,
Un enjambre de sueños voladores
En torno de dos almas cariñosas,
Y del alba á los tibios resplandores
Un escondido tálamo de rosas
Para el sueño nupcial de los amores;
Un cáliz desbordado de embriagueces,
De inmortales delicias,
Un torrente de besos, de suspiros,
De lágrimas de amor y de caricias! »...

¡ El mundo del placer y la ventura Al arrullo del arpa enamorada Ante el ara gentil de la hermosura; Y más allá, la fulgurante Diosa, Eterno y santo amor del pensamiento, La Gloria, señalando majestuosa Su corona de estrellas al talento!

Y el triunfo austero de la sacra Ciencia En la olímpica frente pensadora Del hombre-rey, alzando brilladora Una aureola inmortal : ¡ la intelijencia!

Y la lucha, el combate misterioso Que el alma varonil libra al destino De la vida en el campo tenebroso; Y la conquista, la estruendosa fama Arrojando en sus cánticos un nombre Al porvenir, heraldo que proclama Las victorias del hombre.

Y la Ciencia, el Poder, la Gloria, el Triunfo, Todo ese grupo del ideal sagrado Que enciende nuestras almas Y á combate perpetuo las convida, Ajitando magníficas sus palmas En torno al gladiador ensangrentado, Vencedor en las luchas de la vida...

¡Oh esplendor de los sueños vagabundos Que el espíritu abrasan, tú le encumbras Al través de los soles y los mundos Y, sol también, el universo alumbras!

Todo eso en su risueña lontananza, Todo eso en los umbrales de la vida Pintaba ante mis ojos la esperanza... Culpa no es suya si salió mentida.

¡Pero tú, juventud, sueña, delira, Espera y ambiciona! ¡La gloria del talento no es mentira Y es esa gloria la mejor corona!

Y vosotras, vosotras, las jentiles Hijas del Atoyac, cuyos hechizos Acaso adivinaron Los que á Puebla en un tiempo La tierra de los ánjeles llamaron; Vosotras sois las flores Del májico pensil de los amores.

Música es vuestra voz, y ambrosía Son esos labios húmedos y rojos; Como el brillante sol enciende el día Amor enciende vuestros lindos ojos. ¿Quién al veros, de vos no se enamora? ¿Qué suspiro hasta vos no se levanta? ¿ Qué corazón vuestro desdén no llora? ¿Qué trovador vuestra beldad no canta? ¿ Quién en sueños no mira vuestra sombra? ¿Quién no quisiera á vuestras plantas bellas Tender como una alfombra Ramilletes de rosas y de estrellas? ¿ No tiembla acaso el alma estremecida Al cco nada más de vuestro nombre? ¿No sois del ama la mitad querida. Las dulces compañeras de la vida, La sangre, el ser, el corazón del hombre?...

Pues si todo lo sois; si el cielo quiso Que el hombre por vosotras olvidara El jardín celestial del Paraíso; Si madre ó prometida Siempre las dueñas sois de nuestra vida, ¡Abrid, abrid al rayo de la Ciencia, Como la flor al sol su cáliz de oro. Vuestra hermosa y feliz intelijencia! De nada sirve incógnito el tesoro, La perla más preciosa nada vale Si siempre oculta entre su concha vive, Y sólo pedernal es el diamante Si luz y pulimento no recibe. Acreciente el saber vuestra valía, En el joyel osténtese la perla, ¡ Brille el diamante con la luz del día! Y al ceñir vuestras frentes ruborosas, Donde tienen su asiento También la inspiración y el talento,

Los laureles se mezclen con las rosas.
Vuestro es del hombre el corazón... que os rinda
También el pensamiento;
Completad sobre su alma la victoria,
Y ya que sois su dicha, sed su orgullo,
Ya que sois su destino, ; sed su gloria!

¡Dichosa juventud, sueña, delira, Espera y ambiciona!... La gloria del talento no es mentira Y es esa gloria la mejor corona!

¡Dichosa juventud, álzate, avanza, El sol del porvenir con sus reflejos Alumbra tu esperanza!...

En tanto el sol que iluminó la mia Esconde allá á lo lejos En las nieblas de ocaso su agonía.

# CUARTA PARTE

# INSOMNIOS

. . . . . . Las lágrimas vertidas Del alma alivian la agonía secreta : He aquí mis versos, lágrimas sentidas, Lágrimas melancólicas caídas Del alma solitaria del poeta.

#### LA NOCHE

(Á JUAN B. HÍJAR Y HARO)

L'âme du poète, âme d'ombre et d'amour, C'est une fleur des nuits qui s'épanouit aux étoiles. V. Hugo.

¡Salve, noche sagrada! Cuando tiendes Desde el éter profundo Bordada con el oro de los astros Tu lóbrega cortina sobre el mundo; Cuando, vertiendo la urna de la sombra, Con el blando rocío de los beleños Vas derramando en la Creación dormida Las negras flores de los vagos sueños, El fúnebre silencio, y la honda calma Que á los misterios del no ser convida, Entonces, como flor de las tinieblas, Para vivir en ti, se abre mi alma.

Hermosa cres, ; oh noche!
Hermosa cuando límpida, serena,
Rivalizando con el mismo día,
Rueda tu luna llena,
Joya de Dios, en la rejión vacía.
Hermosa cuando opaca,
Esa luna, ya triste, se reclina
En la arjentada nube
Que apenas melancólica ilumina,
Tan apacible en su divina calma
Que, viéndola, los ojos se humedecen
Y sin saber por qué, suspira el alma.

Hermosa cuando negra
Como el seno del caos, la eterna sombra.
Insondable y desierta,
Chispea de estrellas, que alumbrar parecen
Pálidos cirios, á la tierra muerta.
¡ Y más hermosa aún, cuando ajitando
Su densa cabellera de tinieblas
Trenzadas con el rayo, la tormenta
Borra los astros, y fulgura y brama,
Y azotando los cielos con la llama
Del relámpago lívido, revienta!...

Entonces, sólo entonces, al aliento
Del huracán que ruje embravecido,
Al rasgar la centella el firmamento,
Al estallar el trueno, es cuando siento
Latir mi corazón, latir henchido
De salvaje embriaguez... Quieren mis ojos
Su mirada cruzar fiera y sombría
Con la mirada eléctrica del rayo
Fatídica también!...; Mi pecho ansía
Aspirar en tu atmósfera de fuego
Tu aliento, tempestad!...; Y que se pierda
La ardiente voz de mi ajitado seno
En la explosión magnífica del trueno!

¡ Quiero sentir que mi cabello azota La ráfaga glacial; quiero en mi frente Un beso de huracán, y que la lluvia Venga á mezclar sus gotas con la gota En que tal vez mi párpado reviente!

Noche de tempestad, noche sombría, ¿Acaso tú no eres La imajen de lo que es el alma mía? Tempestad de dolores y placeres, Inmenso corazón en agonía... También así, como en sereno cielo De blanca luz y fúljidas estrellas, Miré pasar en delicioso vuelo, Como esas nubes que arjentó la luna, Fantásticas y bellas Mis quimeras de amor y de fortuna. Y así también de pronto, la tiniebla Mis astros apagó, rasgó la nube Cárdeno rayo en explosión violenta, Y en mi alma desataron El dolor y la duda su tormenta.

¿Quién como yo sintió? ¿Quién de rodillas Cayó temblando de pasión ante Ella? ¿ Quién sintiendo correr por sus mejillas El llanto del amor, en ese llanto Mojó los besos que dejó en su huella? ¿ Quién como yo, mirando realizada La ansiada dicha que alcanzó el empeño, Al irla á disfrutar vió disiparse En la sombra, en la nada, La mentira de un sueño? ¿ Quién de la vida al seductor banquete Llegó jamás con juventud más loca? La copa del festín ¿ quién más acerba Apartó de su boca? ¿ Quién como vo ha sentido Para tanto dolor el seno estrecho, Y de tanto sollozo comprimido Dolerle el corazón dentro del pecho? ¿ Quién à despecho de su orgullo de hombre Ha sentido cual yo, del alma rota Brotar la acerba gota De un escondido padecer sin nombre? ¿ Quién soñador maldito, Al quemar, como yo, sus Dioses vanos, Por sofocar del corazón el grito

Se apretó el corazón con ambas manos? ¿ Quién como yo, mintiendo indiferencia, Y hasta risas y calma, Atraviesa, tan sólo, la existencia Con una tempestad dentro del alma?

¿ Quién busca, como yo, tus muertas horas; Oh noche! y tus estrellas,
Finjiendo que son ellas
Las lágrimas de luz con que tú lloras?
¿ Quién ama como yo tu sombra muda,
Tu paz de muerte, y el silencio grave
Á quien la voz de los misterios diste,
Y tus suspiros que las auras llevan,
Y tu mirada de luceros triste?

Mi alma es la flor, la flor de las tineblas. El cáliz del amor y los dolores, Y se abre ¡ oh noche! en tu regazo frío, Y espera, así como las otras flores, Tu bienhechor rocío.

Hijo yo del dolor, tu negra calma Es el mejor abrigo Para ver en la sombra, sin testigo, Una noche en el cielo, otra en el alma.

### MIS SOMBRAS

(Á MI HERMANO AGUSTÍN)

Doux fantômes! c'est là que je rève dans l'ombre Qu'ils viennent tour à tour m'entendre et me parler. V. Hugo.

Es la hora melancólica y serena De la alta noche. En apacible calma Brilla la luna, y á lo lejos suena Música alegre que entristece el alma.

Música de placer para el dichoso Que dulces esperanzas atesora; Música para mí como el sollozo De un solitario corazón que llora.

¡Lleglad... llegad, tristezas de la vida! Y aunque en llanto mis párpados se bañen, Que en la honda noche de mi fe perdida Las sombras de mis dichas me acompañen.

En el tranquilo rayo de la luna Imájenes de amor lleguen flotantes, Bañándome al pasar, una por una, Con la serena luz de sus semblantes.

Miradlas... Ya se acercan, agrupadas, Melancólicas, vagas, doloridas De los que amo las sombras adoradas, Las memorias de mi alma tan queridas. Imajen de mi madre cariñosa, ¿Vienes á visitarme, madre mía?... ¿Quién te dijo que á esta hora silenciosa Aquí en mi triste soledad sufría?...

¿Sabes que tengo el corazón opreso? ¿Te escuchaste llamar del hijo ausente, Y vienes á dejar tu santo beso Como una bendición sobre mi frente?...

¡ Compañera de infancia, hermana mía, Tu dulce sombra con amor recoja Esta profunda lágrima sombría Que á la mejilla el corazón arroja!

Y tú, sangre del alma, mi consuelo, Flor de mi vida solitaria y triste Á quien amé con ilusión del cielo Alma del corazón... ¿también veniste?...

Y vosotras, mis ánjeles perdidos, Las que adoró mi corazón creyente, Las que al pasar dejasteis suspendidos Tantos sueños de amor sobre mi frente;

Mujeres de mi amor, las cariñosas Greaciones del placer y la fortuna, Llegad... llegad flotantes y hermosas Al tibio rayo de la casta luna.

Recuerdos todos de mis bellas horas, Locas memorias de mis locos días, Venid... y recojed consoladoras En vuestras alas las tristezas mías. ¡ Mirad mi corazón! Le ha consumido Esta fiebre de amar nunca saciada; En pos de un imposible ha envejecido, En pos de un sueño... que será la nada.

¡Venid, sombras, venid! Yo necesito En estas horas en que sufro tanto Algo consolador, algo bendito Á cuyo amparo derramar mi llanto.

¿ Es que ya nada el corazón alcanza Del porvenir en la extensión desierta?... ¿ Cayó también la flor de mi esperanza ¡ Ay! en la tumba de mi dicha muerta?...

Yo no sé lo que busco, lo que anhelo, Yo no comprendo lo que mi alma quiere; Tan sólo sé que en el ingrato suelo Lleno de vida el corazón se muere...

Que hay en el alma idealidad sublime Y realidad vulgar sobre la tierra; Y que del mundo la estrechez oprime Al corazón que lo infinito encierra.

Que hasta que vaya á reposar tranquilo En el negro sepulcro mi cabeza, Irá conmigo á mi postrer asilo, Amiga inseparable, la Tristeza.

# HORAS NEGRAS

. Sangrando está mi herida.; He amado á esta mujer!

1. M. ALTAMBANO.

Escúchame, mujer:

Tiembla mi labio
Sin poderte nombrar... ¿Cuál es el nombre
Bastante infame, sí, para el agravio
De pisotear el carazón de un hombre ?
¡ Escúchame, mujer! ¡ Yo necesito
Arrojar á tu frente mancillada,
Del corazón que te adoró maldito
La envenenada sangre, y que á tu pechoPenetre el hondo grito
Del alma inexorable en su despecho!....

Mas si del seno herido El veneno llevara la voz mía, Y su acento llegara hasta tu oído, ¡ Ese acento, mujer, te mataria!

Pero no, tú no sufres, tú no puedes-Ni siquiera sufrir... Si formidable Hiende el rayo los robles soberanos, Jamás ha herido el tallo miserable De la rastrera flor de los pantanos.

Deshojaste la flor de mis amores-Por ceñir á tus sienes La corona nupcial... Entre las floresCastas del azahar, tu linda frente Has escondido todavía caliente Del beso voluptuoso Del amante de ayer...; Qué importa eso? Esta noche, en el tálamo, el esposo Su huella borrará con otro beso.

Esta noche tu seno Que el oro compra y al placer se vende, Despojarás de las nupciales galas... Mientras que vela, de sonrojo lleno, Su faz el ánjel del amor, y tiende De ti muy lejos con rubor sus alas.

Pero, ¿ qué importa el virjinal tesoro? ¿ Qué la dicha de amar y ser amada, Si á rico precio de oro Vendió la desposada El alma, la belleza y el decoro?...

¿No tendrás un magnífico atavio, Sedas que crujan, fúljidos diamantes, Y lujo y vanidad y poderío? ¿No cubrirán las gasas y las perlas La desnudez del corazón vacío Que todo lo vendió para tenerlas? El reflejo de tu oro poderoso ¿No encenderá de dichas los fulgores En el fondo de tu alma tenebroso Donde murió la luz de los amores? ¿No apagarás acaso en el ruïdo De tu vida opulenta Esta mi voz postrer, este crujido De un corazón amargo que revienta? Óyeme: no es amor esta tristeza. Brotan malezas de la peña rota, Rompiste el corazón, y la maleza Hoy de los odios en sus quiebras brota.

Si alguna vez en tu vivir sombrío, Al encontrar mi nombre en tu memoria, Por divertir tu hastío Recordaste mi historia, Y ya sin corazón reíste del necio Que te elevó de adoración un trono, Acuérdate, mujer... no te desprecio Porque no te perdono.

Manchando de tu vida la limpieza Arrancaste de mi alma la esperanza Y arrojaste á mi frente la tristeza... Te pagaré mi denda de venganza.

Réprobo del amor, y descreído,
Con el alma sombría,
Iré á buscar á mi dolor olvido
En el vértigo loco de la orjía.
Y cuando esté mi juventud marchita,
Y rugada mi sien y ya en sosiego
Esté, que inmenso de pasión palpita,
Salvaje corazón de llanto y fuego;
Entonces; oh la bella desposada!
Á buscarte vendré...; como en un día!...
Tu alma es un alma vil y profanada,
Y digna de ella encontrarás la mía.

Te espantarás de tu obra, tú á quien plugo Que todo lo que es bueno en mí muriera; Temblarás ante mí, tú, mi verdugo, Y á mis piés, lastimera, Me darás de tus ayes el encanto, La dicha me darás de tus dolores, Y al rumor delicioso de tu llanto Yo te hablaré ; feliz! de mis amores. ¡Entonces te diré cómo se ama, Te diré de las almas la tormenta, Cómo la pena el corazón inflama, Cómo la pena el corazón revienta!...

No me podrás huir... Iré á arrancarte De entre los brazos del esposo mismo, Y con risa satánica á lanzarte Á la negra abyección en que me abismo.

¡Oh rayos de mis sueños de venganza, Cuánto al alma halagáis desesperada!... Más si á lanzaros mi poder no alcanza, ¿Qué importan á la bella desposada?

Sí, ¿qué le importa mi delirio ciego, Qué le importan mis bárbaros pesares, Si de mi hoguera no marchita el fuego Su corona de blancos azahares?... ¿ Qué le importa llegando á los altares Hollar sobre sus gradas, desdeñosa, Mi destrozado corazón sangriento?...

¿Qué te importa, mujer?...

Por si te alegras,

He dejado que lleve mi lamento Algo de sombra de mis horas negras.

# MARÍA

(Á MANUEL DE OLAGUIBEL)

Del roto corazón en las ruïnas Solloza mi dolor... Y á su jemido Resucitada y pálida despierta De las cenizas de mi dicha muerta ¡ Ay! la memoria de mi amor perdido.

¡Trae la visión que mi dolor ansía Insomnio del dolor!...; Trae el delirio Y la ventura de mi fe de un día!... Ánjel de mi pasión y mi martirio, ¿En dónde estás, María?...

Aquí estás, junto á mí. Tu forma blanca Se dibuja en la sombra Cuando del labio trémulo se arranca El profundo sollozo que te nombra. Aquí estás, melancólica María, Tan pálida de amor, tan dulce y bella Como en los cielos al morir el día Sobre la frente de la tarde umbría Lágrima de oro la primer estrella. Aquí estás, compañera silenciosa Del alma enamorada, Como el misterio de la noche, hermosa, Como la misma luz, inmaculada.

Del destino en las aras El alma te elijió por compañera; ¿En qué mundo encontraras Quien lo infinito de mi amor te diera?...

Era el instante en que á vivir apenas Se despertaba el corazón creyente, Cuando cambía por rosas y verbenas La Diosa Juventud en nuestra frente De la infancia las muertas azucenas.

Era la aurora, el esplendente día Del alma en primavera. Sediento ya mi corazón se abría Á ese inmenso raudal de poesía Que trae consigo la ilusión primera. Y ya impaciente, sonador, poeta, Con loco afán, con esperanza inquieta, Ébrio de mi ternura Y entre mis propios sueños indeciso, Buscaba la pasión y la hermosura, La Eva jentil, enamorada y pura Del mundo en el risueño Paraíso.

¡Era la vida! La embriaguez celeste De aïre, de luz y libertad que lanza Al ave joven de su nido agreste. La aparición primer de la Esperanza En los senderos májicos de flores De la alma juventud con su diadema De ardientes resplandores. ¡Era la vida! ¡La encantada copa Rebosando promesas y delicias, Conquistas y placeres, Torrentes de suspiros, de caricias Y de trémulos besos de mujeres!...

¡ Hora de bendición! En ese instante, Hija suprema de la luz del día Y del sueño de mi alma delirante. ¡ Á mí llegaste, celestial María!... Y conmovido, deslumbrado, ciego Puse á tus piés mi corazón de fuego Mi juventud de vida palpitante Y la inmensa pasión del alma mía!

Y de mi corazón sobre mi lira Desbordó sus raudales de ternura La inspiración en que encendió mi pecho El sereno esplendor de tu hermosura.

Eras tan bella que al mirar tus ojos Temblaba el corazón, y se sentía Algo... yo no sé qué... como si el alma Se arrodillara y te adorase muda En éxtasis de amor... Eras tan bella, Que al verte parecía Que asomaba una estrella Y que esa estrella derramaba el día!

¡Con qué pasión te amé!¡Con qué delirio Tomaba entre mis manos Tu frente melancólica de lirio Para besar tus ojos soberanos! ¡Cómo te idolatré!¡Mi vida entonces Era un perpétuo abrazo De mi alma con la dicha En el nido de amor de tu regazo! Jamás, jamás en el ingrato suelo
Tal dicha tuvo nombre...
¿ Te acuerdas de esas noches en que el cielo
Miraba un ánjel adorar á un hombre?
Temblaba ini alma en tu divina boca,
Entre mis brazos te llamaba mía,
Y muriendo de amor, llorando loca,
Yo besaba tus lágrimas, ¡ María!
¡ Y de ventura y de pasión perdidos,
En un abrazo delirante presos,
Ocultamos los rostros confundidos
Empapados en lágrimas y besos!...

¡Á tu grito de amor, grito sublime, Nuestras férvidas almas desposamos!... ¡Ah! ¿qué se hicieron nuestras dichas, dime?... Para siempre, después, nos separamos.

Pero yo te llamaba, te esperaba,
Porque mi corazón se me moría...
¡Con qué inmensa ternura sollozaba
Este nombre de arcánjeles : María!
Y luego de los céfiros errantes
Yo le escuchaba en los volubles jiros,
Y respiraba en ellos
El ámbar de tu aliento y tus cabellos
Con el vago rumor de tus suspiros.
Y demandaba á la Creación entera
La inmortal compañera de mi suerte,
Y me sentía morir... Porque la muerte
No era perder la vida pasajera,
No era dejar el mundo... era no verte.

Hoy en la triste calma De mis insomnes noches, silenciosa Siento venir tu imajen cariñosa Á la callada soledad de mi alma. Conmigo estás aquí porque has oído La voz de mi dolor...; Oh!; si supieras Cuánto... cuánto, mi bien, he padecido!

Como náufraga tabla destrozada Va mi existencia, sola, Al viento del dolor abandonada Del mundo ingrato en la funesta ola.

Marchitas ya las flores de mi vida, Ya deshojadas por el llanto mío, Heme aquí con el alma descreída, Con la esperanza del amor perdida Viendo avanzar el provenir sombrío. Murió con mi esperanza mi deseo, Los Dioses que adoré me abandonaron, Y en el hogar del corazón ateo Ni las cenizas de mi fe quedaron.

Ha mucho tiempo que mi vida es triste, Que busco el aislamiento, Que de luto se viste En la sombra de mi alma el pensamiento: Que llevo oculto en mentirosa calma Un corazón en ruinas, Y un alma...; pobre alma! Coronada de lúgubres espinas.

Temprano; ay! encontraron
Mis creencias en el mundo
El Gólgota, la cruz en que espiraron
Entre escarnio y baldón... Ansia sublime
Sintiendo de lo grande y de lo bueno.
¡ Tengo sed! — gritó el alma, ¡ y le llevaron
Cáliz de hiel hasta los bordes lleno!...

Mi espíritu ha cruzado por desiertos Sin camino ni luz, mudos, sombríos Como los campos en que están los muertos, Como la noche de los duelos míos.

Tú, mi ánjel, no caminas á mi lado; Estoy solo, tan solo que me espanta La senda pavorosa Por donde va mi fatigada planta. Nada en mi derredor; ante mis ojos La inmensa soledad del mundo triste, Y dentro el corazón, como un jemido Que no calla jamás, el dolorido Acento de tu adiós cuando partiste.

¿Por qué dejarme en la espantosa calma De un mundo para mí yerto y vacío? ¿Por qué, divino corazón de mi alma, Tu espíritu de amor no asiste al mío? ¿Por qué me desamparas, mi María? ¿Qué muera loco de sufrir deseas? Pues ven á sonreirme en mi agonía Y te diré al morir: ¡Bendita seas!

Ámame y moriré...; mas ven conmigo! Pondré, al morir, mi espíritu en tus ojos... Mas ¿por qué me abandonas si te sigo Miserable arrastrándome de hinojos?...

Palidece mi lámpara. Es de día. He soñado el delirio de mi amor; La noche se refujia al alma mía, Con su sombra la imajen de María...

Volvamos á la vida y al dolor.

## MI PADRE MUERTO

(Á MI HERMANO LUIS)

.....Disperato dolor che'l cuor mi preme!.....

Dante.

¡Gracias, gracias, Señor... Me has dado llanto Y he llorado por fin... gracias, Dios mío!; Un pobre corazón que sufre tanto, Un pobre corazón que está vacío De esperanza y de fe, necesitaba Para no reventar en mil pedazos Reventar en el llanto que le ahogaba!...

¡Gracias aún otra vez, porque tu oído Abriste ¡oh Dios! á mi aflicción... Y has hecho Que al romper los sollozos de mi pecho Haya mis propias lágrimas bebido! ¡Gracias, inmenso Dios, gracias!...

Y ahora

¡Apura, corazón, el hondo cáliz
Del inmenso pesar que te devora!
¡Solo, ante Dios, en tu dolor sin nombre
Inagotable llora
Las más acerbas lágrimas del hombre,
Y á ese viento que jime, á esas tinieblas
En que flota el pavor, á ese callado
Espantable caso del infinito,
Arroja delirante,
Desesperado corazón, tu grito!

¡Hora de los misterios, noche amiga, Deja que el alma mártir Tu soledad bendiga!... Sólo tú tienes para mí consuelo, Si así puede llamarse Hundirse en tanto duelo, Remover los pedazos doloridos Del roto corazón, y abandonarse Al amargo placer de sus jemidos...

¡Hay algo de la tumba que yo amo
En tu tremenda calma,
Hay algo de la muerte entre tu sombra,
Y tengo triste hasta la muerte el alma;
Toda ella es amargura,
Indecible dolor jamás sentido,
Noche en la noche misma, más oscura
Que el negro manto en la Creación tendido!...

Ayer era feliz... y lo ignoraba...
Ayer era feliz... En mis hogares
La dulce paz de la virtud moraba,
Y mucho tiempo hacía
Que á su umbral no llegaban los pesares,
Sino que en cada sol, una alegría
El Señor de los buenos les enviaba
Como el pan celestial de cada día.

De mi padre la frente Iba cubriendo apenas La primer nieve de la edad, luciente, Como el pico elevado De la montaña, el hielo, Para significar inmaculado La ya cercana vecindad del cielo.

Y allí, sobre esa frente veneranda, Cual rayo oculto que en serena tarde De la pérfida nube se desprende Y la alta encina hiende, Del mismo modo la desgracia impía Vibró su rayo de dolor y muerte, Y en menos ¡ay! de lo que dura un día, Sin el adiós siquier de la agonía La sacra vida quebrantó del fuerte

Era un sueño ¿es verdad?... Estaba loco...
¡Oh! ¡decidme que no es cierto,
Que no ha podido ser que delirante
Golpease mi cabeza
Sobre la tumba de mi padre muerto!..

¿Puede acaso morir quien da la vida?... ¿De un mismo corazón puede una parte Caer en la tumba mientras otra existe? Y Tú, que nos ordenas adorarte, Y Padre y Justo y Bienhechor llamarte, Dios de inmensa bondad... ¿tú lo quisiste?...

¡Padre, mi padre, escúchame, responde!...
— ¡ Horrible desvarío! —
¿Es esto un athúd?...; aquí se esconde
El autor de mi vida? ¿aquí, Dios mío?...
¿ Aquí donde se estrella
Convulsa de dolor el alma loca,
Y besos tantos con sollozo inmenso,
Con desesperación deja mi boca?...

¡Dejadme... porque quiero entre mis brazos Estrechar su cadáver... Estrecharle Y con mi propia vida reanimarle Sobre mi corazón hecho pedazos!... ¡Un beso más en su serena frente, Un beso más en su cabello cano!... ¿Queréis que el corazón se me reviente?... ¡Yo no le vi morir... estaba ausente... No me bendijo á mí su santa mano!

¡Al cerrarse sus ojos no me vieron,
Buscóme su alma, me llamó... y no estaba!...
¡Mis labios en los suyos no bebieron
El suspiro postrer... ni recojieron
La lágrima que dicen que rodaba
Única por su faz, cuando sus ojos
En el eterno sueño se durmieron!

¡Oh! ¡dejadme llorar!...¡Acaso el grito De las entrañas mismas arrancado Del corazón de un hijo, es infinito!... ¡Quizá traspase la mortuoria losa Y á través de la tumba y del olvido Llegue á la eternidad donde reposa El pedazo del alma más querido!...

¡Es mi postrer adiós... el que la muerte No quiso que te diera, padre mío, Ni me lo dieras tú... cuando por verte Un instante brevísimo siquiera, Al féretro sombrío Donde duermes, mi padre, te siguiera!...

¡Mas calla, corazón, rómpete y calla!....
¿Quién traduce en palabras el crujido
De un alma de hijo que al dolor estalla?...
El féretro está allí... ¡Dios lo ha querido!...

Sombra bendita de mi padre muerto, Heme aquí sollozando y de rodillas, Empapadas en llanto las mejillas
Y de honda herida el corazón abierto...
Huérfano, en mi dolor no pido al cielo
El alivio mezquino del consuelo;
Sólo quiero tenerte, padre mío,
En amor, en espíritu, en imajen
De mi recuerdo en el altar sombrío.
Y hasta el instante en que también sucumba,
Con mi amor y mis llantos esconderte
En la secreta tumba
Del alma entristecida hasta la muerte.

## A MEDIA NOCHE

(Á JUAN DE DIOS PEZA)

Ne frappe-t-on pas à ma porte?

Dieu puissant! tout mon corps frissonne.
Qui vient? qui m'appelle? — Personne.
A. DE MUSSET.

Era la noche; y en mi estancia lóbrega Crecía la oscuridad.

Chisporroteaba pálida mi lámpara Agonizando ya,

Y derramaban sus reflejos lívidos Siniestra claridad.

Afuera, el viento mis ventanas, áspero, Hacía rechinar;

Azotaba, cayendo con estrépito, La lluvia mi cristal,

Y al rasgar con su espada de relámpago El caos la tempestad,

Inmenso grito de dolor y cólera Del cielo herido ya,

Ronco rodaba por el ancha bóveda El trueno funeral,

Y temblaba la tierra y más horrísono Bramaba el huracán.

Yo estaba solo, y en mi estancia lóbrega Crecía la oscuridad.

Al fulgor instantáneo del relámpago, En rápido zig-zag, Figuras mil en los oscuros ángulos Parecían asomar,

Y por el muro en escuadrón fantástico, En enjambre fugaz,

Sombras, bosquejos y perfiles rápidos De contorno infernal,

Caras terribles y á la par ridículas Miraba yo pasar.

Sonaron doce campanadas lúgubres, Y la última al vibrar,

En silencio y de súbito mi lámpara Apagóse...

¿Quién va?...

¿ Quién á estas horas á mi puerta, insólito, Así puede llamar?

Nadie... Es el viento que empujó colérico Las puertas al pasar.

Mas ¿quién se queja?... Qué lamento tétrico Es ese, funeral?

¡Se diría que del seno de algún féretro Ha venido ese ay!...

Nadie... Es el viento que en sus alas rápidas Trajo un eco... No más.

No llueve ya. Desenfrenada y prófuga La tormenta allá va.

Y entre los rotos nubarrones lóbregos La luna al asomar,

Tiene yo no sé qué de cadavérico, De torvo y espectral,

Como de un muerto la pupila hórrida Su disco... Mas ¿quién va?

He visto la cortina de aquel ángulo Á alguno levantar...

Oigo un paso lijero, suave, rápido... ¿Quién es?... ¿quién llega?....; Ah!...

-336 -Inmóvil, negro, pavoroso, fúnebre, Sentado en un sitial, Un bulto informe, junto á mí, fatídico, Está en la oscuridad. Quiero gritar,... mas mi garganta anúdase Y no puedo gritar, Tiembla mi carne, y llénase mi espíritu De pánico mortal... La Sombra, negra en la tiniebla, fúnebre, En el sitial está; Nada de humano, sin figura, tétrica, Sin contorno ni faz, Sin ojos... pero yo siento fatídica Su mirada espectral Helada y pavorosa hasta la médula De mis huesos entrar... ¿Quién eres? — digo, con la lengua trémula — ¿Quién eres, por piedad?... Y se cambia la sombra en una lívida Y vaga claridad. Es una forma de mujer anjélica

Y se cambia la sombra en una lívida
Y vaga claridad.
Es una forma de mujer anjélica
Pero difunta ya;
Y veo un rostro de virjen... ya muy pálido,
Tras un velo nupcial;
Y la conozco... y mis miradas ávidas
Devorándola están,
Cuando los muertos y cerrados párpados
Comenzó á levantar...
Un soplo helado pasa por mi espíritu
Y ya no supe más...

El blanco rayo de la aurora fúljido Me encontró al despertar Arrodillado, y con la frente pálida

Caída en el sitial.

Y murmurando con los labios trémulos El nombre celestial

De aquella mártir de mi amor, dulcísima, Que ha tanto tiempo ¡ay!

Á la sombra del sauce melancólica Durmiendo el sueño de la muerte está.

## ORJÍA

(AL SR. IGNACIO M. ALTAMIRANO).

Oh! que n'ai-je aussi, moi, des baisers qui dévorent, Des caresses qui font mourir!

V. Hugo.

¡ Ven, cortesana!...; Abrásame en delicias! Quiero las tempestades del placer, Tropicales, frenéticas caricias Con que reanime mi cansado ser.

El fuego del deleite reverbera En tu pupila brilladora...; ven! En la férvida llama de esa hoguera Quiero quemarme el corazón también.

¡ Prendan el fuego del deseo tus ojos, Alumbren tus miradas el festín, Mis labios beban en tus labios rojos Ansía perpétua de placer sin fin!

Del bacanal en el discorde ruido Pase el mañana con el triste ayer... ¿Qué importa al corazón lo que hayas sido?... Eres hermosa...; Bésaine, mujer!

Beldad de los festines, en tu seno Quizá mi corazón olvidaré Mi corazón de tempestades lleno, El corazón imbécil con que amé. Sí, ¡bésame, mujer !... Dame el olvido Que busco en la demencia del festín... Entre besos y copas aturdido, ¿ Qué me importa la dicha que perdí?

¡Llenad las copas ; que desborde el vino! ¡Hay algo aquí que necesito ahogar ; Que pase por el alma un torbellino Y barra en ella cuanto en ella hay!

¡ Miserable de mí! ¿ cómo no puedo Ahogarte con mis manos, corazón?... Venid, bebamos... porque tengo miedo De volver á eso... que llamáis razón.

¡Bebed, amigos! La existencia es sueño, Y mentira de un sueño es la mujer; De sus caricias al letal beleño Soñemos la mentira del placer.

¡Bebed, amigos! Si al vivir soñamos, ¿Despertaremos al morir quizá?... ¿Qué será despertar?... Y bien...; bebamos!... ¡Qué importa lo que traiga el más allá!...

Arde mi frente — es un volcán — ¡ me abraso! ¡ Oh si llegara de mi vida el fin!... ¡ Dame un beso, mujer... Llenad mi vaso!... ¡ Qué grato es el arrullo de un festín!...

Llena, Mercedes, la apurada copa; Bebamos... hasta el fin... así... vacía. Y ahora... ¡desgarra la importuna ropa, Desnuda el seno al beso de la orjía! Mitiga de esa lámpara la llama Porque quiere un crepúsculo el placer, El misterio nupcial que se derrama Del velo de la sombra en la mujer.

Destrenza tu magnífico cabello Sobre la desnudez de tus hechizos; ¡Cómo seducen en contraste bello Tan blancos hombros y tan negros rizos!

¡Qué bella estás, Mercedes!¡Me sofoca El vértigo letal de las delicias, Tus besos de mujer queman mi boca, La angustia del placer son tus caricias!

¡Mujer, mujer!... Hay siebre en tus abrazos, Fiebre en tus labios con furor impresos... ¡Hurrah,... la orjía!... ¡El choque de los vasos Sea la música ardiente de los besos!

Basta... pasó. Tu frenesí y el mío Apaga el tedio con su mano helada; Fantasma del placer, en el hastío Escondes la vergüenza de tu nada.

Siempre en la copa del placer el tedio, Siempre en la copa del amor el duelo; Para el alma ya enferma no hay remedio, Para un maldito corazón no hay cielo.

Y en vano el llanto con la pena crece... ¿ De qué sirven las lágrimas mezquinas Si el recuerdo verdugo se guarece Del roto corazón en las ruinas?...

¿ De qué sirve el amor, chispa que el cielo Prende en el alma y lo ilumina todo, Si en vez de alzarse, se rebaja el suelo Como reptil para arrastrarse en lodo?

¡El amor,... el amor! ¡Ah! hubo un día En que su llama encandeció mi ser, En que se alzó dentro del alma mía, Rival del mismo Dios, una mujer.

Y á Dios negué mi culto, mi creencia, Y ante ella — ¡ miserable! me postré... Disfrazada de un ánjel de inocencia Era una meretriz la que adoré...

¿ Conoces la embriaguez de una sonrisa? ¿ De un suspiro el deleite sobrehumano? ¿ Cómo la hoja al aliento de la brisa Ha temblado al contacto de una mano?

Lleno de turbación ¿ has recojido Tu sentir, tu pensar y tu alma entera Para ponerlo todo en el oído Y oir de un paso la armonía lijera?...

¿ Has escuchado al corazón violento Cómo en cada latir á su Dios nombra?... ¿ Te ha desvelado el eco de un acento? ¿ Besaste el muro en que pasó una sombra?...

¿Y presentiste el cielo en todo eso, Y de rodillas, pálido, caíste, Sobre tus labios al sentir un beso?...

Dime ¿has amado así... y aborreciste?...

Así amé y hoy detesto... Y roto hubiera El corazón mezquino tanto duelo, Si el vino de la orjía no escupiera Á esa memoria del perdido cielo...

¡Oh! la vida... la vida es una orjía; De llanto y hiel ante la copa llena, Siéntese en el festín de la alegría Espectro el corazón, ebrio de pena;

¡Suene el laúd y se desparzan flores!... Y agonizando del placer en brazos, Escupamos la cara á los dolores Con la sangre del alma hecha pedazos...

¿ No es mejor levantar á los placeres Un insolente altar, á pleno día, Y llamar... por su nombre á las mujeres, Y saber lo que son, en una orjía;

Que envilecer el alma y estrecharla Á un pobre culto que jamás la encierra, Y á todo su pesar, arrodillarla Ante mezquinos ídolos de tierra?...

¡Oh! si el alma es la luz, la llama santa Que al soplo del Señor queda encendida, ¿Por qué no de este fango se levanta En que yace tan ruín y envilecida? ¿ Dónde está el Dios que enalteció su hechura Y vió su imajen complacido en ella? Empapada de infamia y amargura Está la tierra que el humano huella.

¡ Dios... el Señor!... Su maldición escrita Está en mi frente doblegada al suelo... Desde esta tierra de pasión maldita No alcanzo á verle en su dichoso cielo.

Incomprensible Ser, cuando te invoco, ¿Es que te busco?... ¿ que tus iras temo?... Yo no lo sé... Perdóname si loco En el delirio del sufrir blasfemo.

Dios de mi madre en quien ayer creía, ¿ No eres ya tú mi Dios?...

I Mi labio calla, Y al frenético trueno de la orjia Mi carcajada de dolor estalla!...

¡Oh! yo bien sé que si dijera al mundo Lo que el dolor desesperado calla, Si dejara escapar el ¡ay! profundo Del tempestuoso corazón que estalla;

Sí, yo bien sé que réprobo y blasfemo La austera sociedad me llamaría, Y del llanto de fuego en que me quemo El corazón, la sociedad reiría.

La sociedad... la sociedad... Perdida Meretriz que de Diosa se disfraza... Al través de mi copa enardecida La veo pasar con su risible traza. Con su rico tesoro de pobreza, Con el llanto y dolor de sus placeres; Veo fealdad al través de su belleza, Al través de sus ánjeles... mujeres.

Los hombres con su honor y su decoro, Con su virtud las púdicas doncellas... Ellos no tienen más honor que el oro, Oro que compra la virtud de ellas.

¿ En dónde está el Poeta, sacerdote Implacable y severo de la idea, Que en tu carne crujir haga el azote, Oh sociedad hipócrita y atea?

El poeta para ti sólo es un pária; Pero, ignorado Prometeo del suelo En su alma lleva inmensa y solitaria La sacra lumbre que robara al cielo.

El poeta, el soñador, el rey proscrito, Hijo del pensamiento y la visión, Cruza la tierra y marcha al infinito Á solas con su ideal en la Creación.

En alas de sus sueños vagabundos, Espíritu de amor, va de él en pos, Y rota la cortina de los mundos Le busca allí donde se busca á Dios.

¡ Hurrah!...; bebed!... En la imposible senda De la vida, tocamos con la nada; Levantemos, viajeros, nuestra tienda, Y pongamos ya fin á la jornada. ¡Hurrah!...; bebed! En deliciosos lazos El importuno día nos halle presos... ¡Hurrah!...; bebed!...; El choque de los vasos Sea la música ardiente de los besos!

¡Vino!...; más vino aún!...

¡ Aquí está el día... Sol que la tierra miserable alegras, Al opacar las luces de la orjía Tornas las horas de mi vida negras!

## LAS ESTRELLAS

(AL SR. ANTONIO FERNÁNDEZ MERINO).

¿Sois pupilas de Dios, blancas estrellas?

Amo la noche; el corazón ansía Sus sombras y su calma. Para el mundo y los hombres es el día, La noche y su misterio para el alma.

Cubrir parece el tenebroso velo Un mundo que no existe, El pensamiento se levanta al cielo Profundamente religioso y triste.

Errante vaga y se dilata y sube Hasta el dosel inmenso, Como en los templos del Señor la nube Aromática y pura del incienso.

Que templo es la Creación, templo bendito Del Dios de los mortales; Llena su inmensidad el infinito Y se sienta el Misterio en sus umbrales.

¿ Dónde está Dios? — pregúntase burlando El hombre miserable Del torpe mundo en el turbión nefando — ¿ Dónde está Dios? ¡ Que se revele y hable!

Y es verdad, es verdad... á la impureza Y al orgullo del hombre Esconde al parecer Naturaleza La presencia de Dios y hasta su nombre. ¿ Dónde está Dios? — Dejad vuestros salones Do alumbra esa bujía Que parece que ve nuestras pasiones Y tiembla y se avergüenza ante la orjía.

Dejad la cárcel y el estrecho muro De la ciudad ruidosa, Y la vista tended al cielo oscuro Donde reina la Noche silenciosa.

Allí su trono está. Dulces y bellas Cual flores de topacio, Cintilan temblorosas las estrellas En los oscuros campos del espacio.

Mundos de oro y de luz ruedan sin nombre En aparente calma, Como los sueños del amor del hombre En la infinita soledad de su alma.

Pero Dios está allí... Yo le he buscado Al pié de los altares, Yo su nombre magnífico he escuchado En el ronco retumbo de los mares.

Yo, cuando aurora sus celajes tiende Del cielo americano En el diáfano azul, quien los enciende Creo que es de Dios la luminosa mano.

Está en la soledad, cuando Natura, Al parecer inerme, Bajo las alas de la niebla oscura En el regazo de la Noche duerme.

Yo he sentido pasar cual de su aliento La llama abrasadora, En la tormenta que dispersa al viento La lejión de las nubes voladora. Y cuando tempestad en lo infinito Flamíjera pasea, Paréceme leer su nombre escrito Del rayo en el zig-zag que centellea;

Pero nunca te ví, nunca, Dios mío, Como al tender su velo La noche en las llanuras del vacío; La tierra olvido y me remonto al cielo.

Ante él, entre la sombra, solitario Siento que espero y creo; El cielo de la noche es el santuario Mi Dios, mi eterno Dios, donde te veo.

Cada astro, de tu nombre es una letra, Cada rumor te nombra; Allí me hablas, Señor, allí penetra Tu incomprensible espíritu mi sombra.

Alondra de lo inmenso tiende el alma Sus vuelos vagabundos, Y se pierde, y se pierde en honda calma Y el eterno silencio de los mundos.

¿Dónde entonces están la tierra triste, El hombre y su delito? El mundo de los hombres ya no existe... Estoy solo con Dios en lo infinito.

Solemnes van las horas y tranquilas; Y en tanto que así velo, Me miran cintilando esas pupilas Que llamamos estrellas, desde el cielo.

## ÍNDICE

| PROLOGO                       | . VII      |
|-------------------------------|------------|
| PRIMERA PARTE                 |            |
| El alma en primavera          | . 2        |
| Juventud                      | . 2        |
| Ecos                          | . 8        |
| Visión                        | . 12       |
| Mi sueño                      | . 13       |
| Mi ánjel                      | . 15       |
| A una enlutada                | 19         |
| Noche de iuna                 |            |
| Creatura bella bianco vestita | 24         |
| Pensar. Amar                  | 26         |
| Adoración                     | 30         |
| Amémonos                      | 33         |
| Pasión                        | 35         |
| En el baño                    | 37         |
| Cuando me dejas               | 38         |
| Tarde serena                  | 40         |
| Nupcial                       | 43         |
| Tu sol                        | 46         |
| Bajo las palmas               | 49         |
| Besos. — Primer beso          | 51         |
| Un beso nada más              | 51         |
| En el jardín                  | <b>52</b>  |
| Tu cabellera                  | 53         |
| El beso del adiós             | 53         |
| El último beso                | 54         |
| Adioses Nuestro adiós         | 55         |
| No no te digo adiós           | <b>5</b> 6 |
| Despedida                     | 59         |
| Adiós á Jalapa                | 60         |
| Pasionarias. 20               |            |

| Adiós                                      | 63                |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Ausencia                                   | 64                |
| Soñando                                    | 66                |
| Tu imajen                                  | 68                |
| A Rosario                                  | 71                |
| Ven                                        | 72                |
| Nuestro amor                               | 74                |
| Hojas dispersas                            | 75                |
| SEGUNDA PARTE .                            |                   |
| Guirnalda                                  | 93                |
| La fortuna. — A Rosario P                  | 94                |
| Las flores. — A Ramona                     | 95                |
| Lirio. — Á Rosario II                      | 98                |
| Sensitiva. — A Guadalupe                   | 100               |
| Ramillete. — A Remedios                    | 104               |
| Pasionaria. — A Anjela                     | 105               |
| Rocío. — Á Paz                             | 108               |
| Flores marchitas A Emilia                  | 109               |
| Abrojos. — $\hat{A}$ Rosa                  | 110               |
| Reminiscencias. — A Enjeniu                | 113               |
| El alma en flor. — A Eulalia               | 117               |
| Vivir. — Á Curmen                          | 118               |
| Amistad. — A Anita                         | 120               |
| Adiós. — Á Lola                            | 122               |
| Stella. — A Clementina                     | 123               |
| El ánjel del hogar. — A Enrique            | 125               |
| El Grijalva. — A la Sra. de Torre          | 129               |
| La voz del arpa. — 1 Rosalinda             | 132               |
| Las dos. — Elvira y Elisa                  | 134               |
| Orfandad. — A Maria                        | 135               |
| La última flor. — A Manuela                | 137               |
| Las Gracias. — Album de las Señoritas B*** | 139               |
| Las Diosas. — Á las Señoritas Agramonle    | 142               |
| Rosario                                    | 143               |
| Asunción                                   | 147               |
| Margarita                                  | 149               |
| Isabel                                     | 151               |
| Luisa                                      | 154               |
| Luz                                        | 155               |
| Dolores                                    | $\frac{159}{161}$ |
| Jenoveva                                   | 163               |
| Catalina                                   | 164               |

## FÜNEBRES

| La desposada de la muerte. — Corona funebre de la Señora<br>Ana María de la Serna y Campbell de Thomas | 165               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| En la tumba de la Schorita Carmen Z                                                                    | -166<br>-166      |
| Manuel Ocaranza                                                                                        | 168               |
| mainuci Ocaranza                                                                                       | 100               |
|                                                                                                        |                   |
| TERCERA PARTE                                                                                          |                   |
| Traducciones é imitaciones                                                                             |                   |
| Aparición. — Victor Hugo                                                                               | 171               |
| Yo amo. — Alfredo de Mussel                                                                            | 173               |
| ¡Despierta! Victor Hugo                                                                                | 174               |
| To Jenny. — Lord Byron                                                                                 | 176               |
| Anoche. — Victor Hugo                                                                                  | 178               |
| El arpa. — Lord Byron                                                                                  | 179               |
| Más. — Canto Slavo                                                                                     | 181               |
| ¡Siempre amar! Alfredo de Musset                                                                       | 182               |
| El silfo. — Victor Hugo                                                                                | 183               |
| Colón. — Schiller                                                                                      | 188               |
| Mirando al cielo. — Victor Ungo                                                                        | 189               |
| Frio. — Canto Bohemio                                                                                  | 192               |
| Glicere. — Horacio                                                                                     | $\frac{194}{197}$ |
| Heloisa. — E. Quinet                                                                                   | 197               |
| Julieta. — W. Shakespeare                                                                              | 198               |
| Ofelia. — W. Shakespeare. — (Hamlet)                                                                   | 202               |
| Coro de los espíritus. — Goethe. — (Fausto)                                                            | 203               |
| Canción. — II. Heine                                                                                   | 205               |
| Un astro. — Victor Hugo                                                                                | 206               |
| Felicidad. — Lamartine                                                                                 | 208               |
| En la patria. — M. Hartmonn.                                                                           | 209               |
| Soñaba. — Heine                                                                                        | 212               |
| Malicia. — Imitación de Vitorelli                                                                      | 213               |
| Las furias. — Lessing                                                                                  | 214               |
| Jamás. — Campoamor                                                                                     | 216               |
| La oración. – Flaubert                                                                                 | 218               |
| La esfinje. — Heine                                                                                    | 220               |
| Composiciones varias                                                                                   |                   |
| Al pié de la Cruz. — À mi madre, la Señora Doña Dioni-                                                 | •                 |
| sia M. de Flores                                                                                       | 224               |

| La cruz. — À Tirso R. Córdoba                              | 229               |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Mater dolorosa. — Plegaria. — A mi hermana Marina          | 230               |
| Eva. — À Rosurio de la Peña                                | 233               |
| À los que estudian                                         | 240               |
| La diva Ánjela                                             | 244               |
| En una distribución de premios à las Escuelas municipales. | 248               |
| La Ciencia. — A mi maestro en primeras letras, Sr. D. An-  |                   |
| drés Iglesias                                              | 254               |
| Mi madre. — A la Señora Doña Margarita Llerena de Peña.    | 259               |
| Armonía                                                    | 262               |
| Á los niños. — En una función de premios                   | 267               |
| El artista                                                 | 273               |
| ; Å las armas!                                             | 276               |
| Oda á la patria. — Cinco de Mayo de 1862                   | 280               |
| Á los alumnos del Colejio del Estado. — Distribución de    | ~00               |
| premios                                                    | 287               |
| En la Exposición industrial de Puebla Velada artistico-    | .201              |
| lileraria, dedicada al Jeneral Ulises Grant                | 292               |
|                                                            | 301               |
| Pintura al pastel                                          | 302               |
| En el album de Pepe                                        |                   |
| Juanita                                                    | 303               |
| En un ejemplar de la « Divina Comedia »                    | 304               |
| À la Sociedad Literaria « Rodriguez Galván »               | 305               |
|                                                            |                   |
|                                                            |                   |
| CUARTA PARTE                                               |                   |
| Insomnios                                                  | 311               |
|                                                            | $\frac{311}{312}$ |
| La noche. — À Juan B. Hijar y Haro                         | $\frac{312}{316}$ |
|                                                            | $\frac{310}{319}$ |
| Horas negras                                               |                   |
| Maria. — Á Munu el de Olaguibel                            | 323               |
| Mi padre muerto. — A mi hermano Luis                       | 329               |
| A media noche. — A Juan de Dios Peza                       | 334               |
| Orjia. — Al Señor Ignacio M. Altamirano                    | 338               |
| Las estrellas. — Al Señor Antonio Fernández Merino         | 346               |

<sup>2789-89. —</sup> Veracruz-Méjico, imprenta de Ramon-Lainé.

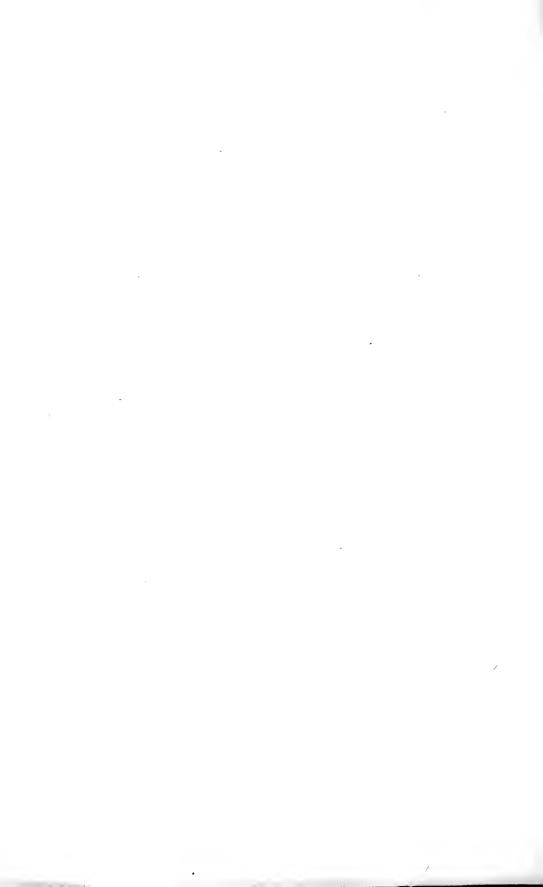